N.118.

Pag. 1

### COMEDIA FAMOSA.

# PRESO, MUERTO Y VENCEDOR,

TODOS CUMPLEN CON SU HONOR EN DEFENSA DE CREMONA.

DE DON ANTONIO DE ZAMORA.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Principe de Comerci. Madama Laura. \*\*\* El Principe Eugenio de Saboya. Don Diego de la Concha. Margarita Cuceli. \*\* El Conde de Rebél. El Conde Launinguen. El Capitan Patricio Magdalén. Flora, Criada. Monsieur de Praslin. Nise , Criada. \*\*\* El Coronel Ofman. El Varon de Crenan. Celia , Criada. El Senador Potestad , Barba. El Mariscal de Villarroy. \*\* Piñana, Gracioso. Soldados. Musica.

## 0(22222200

#### JORNADA PRIMERA.

Marcha à lo lexos, y diciendo en distintas partes los primeros versos, salen el Príncipe de Comerci, el Coronel Ofinan, y el Príncipe Eugenio, con plumas, botas y basto-

nes, y Soldados.

Eug. Dues desde aquí se descubre Versello, hagamos, Soldados, alto á vista de sus muros.

Comer. Pues con lo demas del Campo llega el Príncipe, la salva sea voz de sus aplausos.

Ofin. El Príncipe Eugenio viva.

Unos. Viva, viva. Otros. Alto, alto.

Comer. En hora feliz, señor, Salen.

llegue vuestra Alteza á darnos nuevo aliento con su vista.

Eug. Aunque la lisonja aplaudo, no dexo de conocer.

señor, que lo es; pues estando

vuestra Alteza aquí, ya veo la poca falta que hago.

Ofm A vuestros pies. Eug. Coronel Ofman, llegad á mis brazos, porque ellos solo son premio de tan valeroso Cabo.

Comer. Ya Caneto, aunque lugar poco fuerte del Mantuano, queda con la guarnicion conveniente, asegurando su defensa el Ollo, en quien rizando el cristal penachos con las avenidas, hace casi imposible el esguazo.

Eug. La faccion que me merece

el mas principal cuidado, y mas el dia en que el Duque de Módena abandonando á Versello, cuyos muros,

d.HAZANA

á pesar del intrincado ceño de ese bosque, estoy Viendo desde aqui à pedazos; solo es, señor Comerci, saber si el Principe Cárlos de Lorena, cuyo aliento degenera de sus años, habrá sin contradiccion tomado en el Parmesano alguna Plaza en que pueda con los quatro mil caballos que lleva, facilitar una empresa, en que afianzo si la consigo, un anuncio del triunfo que deseamos. Ofm. Del esfuerzo de su Alteza no hay que temer, y mas quando alojado en sus Quarteles el Exército contrario es ménos el riesgo. Eug. Este no es susto, sino reparo: y ahora para que en Versello entremos, echad un bando, en que pena de la vida mando, que á ningun Paysano se haga perjuicio en hacienda, casa, frutos ni ganados. Y pues á vista de tantas marchas es justo el descanso, cese la de hoy. Comer. Si tu Alteza es, señor, para animarnos el exemplar en los riesgos, y el primero en los trabajos, quien dirá con tal doctrina que ha visto el rostro al cansancio? Eug. Quando no fuera costumbre en Alemania arrestarnos los Generales en todas las dependencias del cargo, mi espíritu no sufriera, Principe, el estar mirando, que otro antes que yo buscaba dentro del peligro el lauro. Ofm. Bien lo sabe el mundo; pero cómo pudiera dudarlo de un Principe de Saboya? Eug. Dexadnos solos: y en tanto Vanse los Soldados. que de volver á la marcha

llega el tiempo, un breve rato me escuche tu Alteza. Ofm. Dadme licencia si yo embarazo.

Eug. Qué es embarazar ? quien quiere como yo no arriesgar cauto la interpresa que maquina, cómo puede no fiaros la idea? porque vos como Oficial tan veterano la logreis con el consejo.

Ofin. En los favores que alcanzo de vuestra Alteza, no es nuevo que me honreis como criado.

Eug. Caballeros, ya á la Europa (mal dixe) ya al gran teatro del Orbe, con esta guerra el Emperador nuestro amo hizo público el empeño de sus armas, arrestando todo el poder de sus Tropas y el caudal de sus Erarios en favor de los derechos de su hijo segundo Cárlos, glorioso Archiduque de Austria; pero para qué me canso en referir el motivo, si nos le estan acordando difunto un Cárlos Segundo, vivo un Luis Decimoquarto, y aclamado felizmente un Quinto Filipo ? ó, quánto muda el tiempo las scenas de su farsa, equivocando los exemplares del Solio con las cenizas del marmol! Acordaros las fatigas, las tareas que ha costado á nuestro Exército dar en Italia cada paso, tambien es ocioso; pues no fuera fácil lograrlo, á no haberse mantenido neutrales los Venecianos, por cuyas tierras vertidos al Imperio de los Lacios, nos vieron Adiche y Mincio quebrar, esquazando á entrambos su undoso cristal el peso de Infantes y de Caballos.

Hoy

Hoy pues que sin gran faccion, si no estamos desayrados, no estamos gloriosos, quiero que á lo ménos emprendamos una empresa, cuyo logro los dé señas del amago. El Principe Vaudemont mi amigo y vuestro cuñado, en el Milanés refuerza sus Esquadras, disfrutando los Quarteles del Invierno, para orgullos del Verano. Mi primo el Duque, despues que en Chari le rechazamos, acampó en el Piamonte sus Tropas, con que quedando solo á nuestra vista el cuerpo, que tiene para resguardo del Cremonés en las Villas de Soncino y Vardolano, el General Villarroy, parece que es necesario despertarlos al estruendo, para que pasmen al rayo: este ha de ser intentar por interpresa (pues claro es, que en la guerra la industria no es desayre, aun siendo engaño) tomar á Cremona, cuya Plaza fuerte, es entre ambos, si para ellos antemuro, para nosotros padrastro. Y así, habiendo discurrido quanto puede, si la ataco, costarnos de tiempo y gente, una conducta he pensado, para cuyo antecedente á mas atencion os llamo. Madama Cuceli, á quien cortejé en Milán, estando un tiempo de campamento sirviendo á España en su Estado, ya fuese porque su padre, mereciendo el agasajo del Cesar, viniese à efecto á Alemania, ó porque el trato de mi amistad en su ceño abultase algun hilago, siempre à mi correspondencia

atenta ha vivido; y tanto, que quando crei que hubiese ya mis especies borrado la distancia, hallo, que atenta á las leyes de su garbo, no solo me avisa haber quatro meses que ha pasado á Cremona á disfrutar la herencia de un Mayorazgo; sino que quantas noticias adquiere astuta, por mano de otro confidente mio me subministra; y dexando suelto este cabo, pasemos, para que se apriete el lazo, á coger en la noticia el extremo de otro cabo. Un desertor::- mas que ruido Clarin. es este? Sale un Soldado. Que ha llegado::-Eug. Quien? Sold. El Capitan Patricio Magdalén, y adivinando

que trae buenas nuevas, toda la gente se ha alborozado. Eug. Quanto me alegro que el sea y no otro. Sale el Capitan Patricio con plumas

y vengala:

Patric. Si besaros merezco el pie, de mi suerte estaré, Hector Saboyardo, premiado y favorecido. Eug. Favorecido y premiado de ella, y mi amor en mi pecho hallarás mas agasajo: Qué traeis de nuevo? Patric. Nada, que no resulte en aplauso de nuestras armas, pues ya corriendo mi cuerpo el Campo de Parma, el Principe queda, segun órden, alojado en Rocablanca y Gibelo, Pueblos que por mas cercanos á Cremona, vuestra Alteza mando ocupar, con que dando noticia que tanto importa, el Principe me ha despachado con el aviso. Eug. Yo estimo el aviso; y pues estamos ha4

hablando de la materia,
porque veais que os la pago,
pues facilitarle el riesgo
es el premio del Soldado;
sabed, que á vuestro valor
he de fiar un encargo
de todo arresto. Patric. Mi vida
ciego, gran señor, consagro
á vuestra obediencia. Eug. Pues
oid, que para informaros,
el cabo que dexé suelto,
ya que le rompí, le ato.
Un desertor, que á mis Reales
asó del Campo contrario,
e ha dicho, que hay en Cremona,

el terraplén cercano

Baluarte, que defiende la puerta de Todos Santos, para desaguar el Foso, un conducto subterraneo, cuya mina, por estar contigua, vá por debaxo de la casa de Madama Cuceli de quien hablamos á cuyas bovedas tiene comunicación un ramo de su fabrica; bien que por no serle necesario, quando él ocupó la casa en tiempo de Ciudadano, no averiguó del vertiente el paradero, ignorando donde desemboca; pero que si al valor ó al engaño, grangeando la voluntad de Madama, averiguarlo le era posible, podia, sin dar á Cremona asalto, tomarla por interpresa, en sus murallas rizando del Aguila de dos cuellos los Imperiales penachos. Esta es la noticia; y pues estoy resuelto á intentarlo, no solo en te de mirar, que es menester dexar algo. á la suerre, si no en fe de tener asegurado el fiar de Margarita

Cuceli á quien debo tanto, para que el paso conceda: Capitan Patricio, veamos con qué industria, qué cautela osais entrar disfrazado en Cremona; pues si una vez lo conseguis, llevando carta de creencia mia para Margarita, es llano que diciendola el designio, os facilite su garbo la noticia de la mina, por cuya rotura aguardo introducir en su troya nuevo Sinón, nuevo estrago. Qué os parece? Patric. Hable primero el Principe. Comer. Que no acaso unió el Cielo tan distantes extremos, para lograrnos la importancia de su empresa; y así mi voto es, que en quanto ha propuesto vuestra Alteza, no puede haber mas reparo que la dilacion. Patric. En mi ni aun ese hay; pues procurando serviros, á la ribera del Pó le robaré un Barco, con quien mezclado entre otros que llevan para su abasto viveres, lograré entrar en ella disimulado en trage de Barquerol. Eug. Cómo vos habeis callado, Coronel? Ofin. Como mi quexa ha enmudecido mi labio, pues no merezco::- Eug. Está bien, que esos zelos por honrados son la gala de los nobles; y pues no hay duelo entre ambos, y mas eligiendo yo, creed, Ofmán, que haber nombrado á Patricio, es por haber estado ya aquartelado en Cremona la Campaña, que siendo Soldado raso dió à conocerse en el sitio de Valencia; y pues ya tardo en facilitar los medios, venid, porque de mi mano

es-

escribiendo á Margarita, os diga á boca el tratado que la habeis de proponer. Patric. Siguiendoos voy.

la intencion, no es mal principio de campaña. Eug. No descanso, Príncipe, hasta ver triunfantes los Esquadrones Cesareos.

Ofm. Raro ardimiento! Patric. Fortuna, vete alguna vez de espacio, y á los que alientas sirviendo, no los avises baxando. Vanse.

Salen Flora y el Conde Launinguen tras ella con un papel en la mano. Conde. Flora, oye. Flor. No me detengas.

Conde. Cómo quieres que mis ansias no busquen en tí el alivio? Flor. Mejor fuera quando mi ama

no despertases su saña, volviendo al cortejo antiguo.

Conde. Bien presto desenojarla
lograré, si este papel
pones en su mano. Flor. Aguarda
y déxame ir, que á decir
me envia á su amiga Laura,
que entre el puente y la Casina
de Ludovico Ferrara
la espera esta tarde. Conde. Luego
concurre con las Madamas
á los margenes del Pó,
donde ha de tomar la Barca
prevenida el Mariscal
Villarroy?

Flor. Como una Santa; pues qué quieres que la otra se esté metidita en casa; pero à Dios. Conde. Oye.

Al paño el Varon de Crenán. Cren. No es quien habla con la criada

de Margarita Cuceli el Conde Launinguen? Alma, si me despiertas la envidia, por qué me culpas la rabia?

Conde. Esto, Flora, he de debertes, toma y dila de palabra, que así pudiera yo (ay triste!) cejar mi desconsanza,
á vista del continuado
festejo que la consagra
el Varon de Crenán, desde
que con las Tropas de Francia
entró en Cremona; como ella
puede estar asegurada,
de que Leonor no me debe
mas atencion que la que hasta
no tocar en sospechosa,
se mantiene en corsesana.

Flor. No haya miedo que tal diga, y á Dios hasta que te trayga la respuesta del villete. Vase.

Cren. O mi cólera me engaña,
ó la dió un papel. Conde. Vé en paz.
O, quiera amor que mudada
mi estrella::- pero el Varon.
Cren. Dolor, disimula y calla. Sales.
Conde. Porque no me precipite ap.
mi pena, es bien que me vaya
sin hablarle.

Pasan quitândose los sombreros.

Cren. El sobresalto apace con que me mira declara su desconfianza. Conde. Fingid, zelos.

Vase.

fuése; quién dixera, zelos, que la complexion ingrata de Margarita::- pero ella ultrajándole al Sol baxa los rayos, con que al Enero vá liquidando la escarcha: esperarla al paso quiero, por si de una vez aclara mi amor el riesgo y la duda.

Salen Margarita y Celia.

Marg. Cuidado si ves á Laura, Celia, y si atrevido el Conde nos siguiere, avisa y calla.

nos signiere, avisa y cana.

Celia. Aun de la otra noche dura
la pendencia? pero aguarda,
que aunque el Conde no parece,
otro Moro hay en campaña.

Murg. Quién ? Celia. El Varon de Crenána.

Marg. O, quánto ese hombre me enfada!

Celia. Qué harémos Marg. Pasar de largo. Cren. Por qué esquivamente urana,

Ma-

Preso, Muerto y Vencedor.
en quiere se dexa ver la nadante

Madama, huis de quien quiere que sepais que os idolatra? Marg. Porque hay finezas, Monsieur, que con lo que obligan cansan, y mi desden ::- Cren. Si ese fuera tan general, que tratara con igualdad los afectos, deciais bien; pero si gasta conmigo las iras, y á otro le envia las confianzas, por qué quereis que no culpe vuestro disimulo, y::- Marg. Basta, y ved que hablais con quien solo conoce de amor la aljava, para quitarle en las plumas la vanidad de las alas: ven, Celia. Cren. No ha mucho, que podia probar quanto es falsa esa proposicion. Marg. Si en desmentirme la sana hallais consuelo, arguidme con la verdad, pues vengada me dexara en vuestro arrojo saber, que en vuestras instancias sois hombre, que solo en fuerza de los exemplares ama.

Cren. Dándome vos la licencia,
no me culpareis que lo haga.

Marg. Si estais loco. Cren. Quién lo duda?

Marg. En mí hay iras.
Cren. Quién lo extraña?

Marg. Que sabrán::- Cren. Qué?

Salen Laura y Nise.

Laur. Margarita. Marg. O, quánto te estimo, Laura, que à libertarme de un necio vengas! Cren. Pues acompañada ya de esotras, ni arguirla puedo ni desenojarla, á asistir al General iré: fortuna contraria, dame medio de que pueda, cumpliendo con mi palabra, mostrar, si el mio la ofende, que otro deseo le agrada. Vase. Laur. Qué ese Monsieur, te decia? Marg. Qué sé yo? mas que te halla mi amistad, y desde aquí (por ser poca la distancia)

vaga poblacion de Barcas, que rizando al Pó las ondas le añade al tiempo mas canas, vamos llegando á la orilla. Sale Pinana con alabarda. Piñan. Bendito Antonio de Pádua, que de las cosas perdidas eres Abogado, trata, pues nada lo es mas que Nise, de hacer que parezca. Clarin. Dentro uno. Aparta. Suena ruido. Otro. Quita. Celia. Ya ruido y Clarines avisan, que á tomar baxa el Mariscal su Falúa. Piñan. Mas no es aquella? si, gracias al tiempo. Laur. Si te divierte oir dulcemente mezcladas las liras con los Clarines, con los Oboes las Caxas, guia tú, que ya te sigo. Piñan. Cé, Nise. Hace señas. Nise. Ay Dios, que es Piñana quien cecéa: guarde Dios el palo de la alabarda. Marg No me reveles, semblance, ap. el disgusto, que me causa ver contra el Cesar::- pero, osado corazon, calla, que tiempo vendrá de unir las obras con las palabras. Piñan. Oyes, picara: Nise. Sargento, qué se ofrece? Piñan. Que á tu ama digas, que el Gobernador mi señor venir me manda á disculparle, de no haber baxado á buscarla por la ocupacion. Nise. Ya entiendo, y sepa usted, pues no es rana, que á las terceras se han de dar los recados en plata. Piñan. Tiene razon que la sobra; mas quién me mete en demandas y respuestas, quando veo la bizarria, la gala, que por puerta Margarita arroja de si á la Playa Cremona en los Oficiales de las Milicias de Francia?

qué galan mi amo batiendo
viene al General la estrada,
y qué serio el Senador
viene enterrado en las barbas?
Ya de la Plaza comienza
la artillería la salva,
y ya al compás de los roncos
instrumentos de las Guardias,
las músicas en el Rio
para festejarlos cantan.

Música. Si en feliz maridage
Belona enlaza Tiros y Clarines.
de Leones y Lises

hojas y garras; al arma, al arma, al arma; y destronquen en su aplauso laureles, que gaste la fama en texerlos guirnaldas.

Miéntras la Música y salvas salen delante los Soldados, Monsieur de Praslin, el Varon de Crenan, el Conde de Rebel con Habito de Santi-Spiritus, el Senador Potestad Barba con gramalla negra y bastoncillo, Don Diego de la Concha con Habito de Santiago,

y el Mariscal de Villarroy, todos con bastones y plumas.

Villar. No sé como ponderar, señor Don Diego, el atento cortés agradecimiento con que me dexa el mirar quanto Cremona ha aplaudido mi venida, cotejando qual será su gozo, quando, si segun tengo entendido, su Magestad, que Dios guarde, pasa á Milan, luego que quieto Napoles esté.

Diego. Siempre parecerá tarde á Italia, aunque lo consiga con la brevedad que espera; pues solo esa dicha fuera consuelo de la fatiga que trae la guerra consigo, logrando su buena ley

ver el rostro de su Rey.

Rebel. Aunque es fuerte el enemigo,
pues del Aleman la saña
es quanto atrevida ardiente,
yo creo, segun la gente
que ha de haber esta campaña.

que aun sin tan grande fomento, casi indefectible es echarle del Milanés.

Villar. Es verdad; mas pues su intento, segun se dexa entender, es atacar á Cremona, como callando pregona la gran novedad de haber (teniendo lo principal del Exército en Ostilla ) tomado ahora la Villa de Caneto el General Principe de Comerci, haciendo pie en el Mantuano; será bien no dar de mano al recelo, de que si ocupó en el Modenés, como dicen, á Versello, no hay duda que piensa en ello; pues ademas de que es Plaza fuerte, donde tenga segura la retirada, queda Cremona cortada, sin que le cueste el que venga á haber de pasar el Pó por de esotra parte ya teniendo á Versello ya.

Diego. Lo que puedo ofrecer yo de mi parte á Vuecelencia, ya que de su Magestad me honró la benignidad confiar á mi insuficiencia el Gobierno de esta Plaza, es que tengo dentro de ella de morir, ú defendella.

Villar. No ese denuedo embaraza el hacer las prevenciones, de que asistan los villages mas cercanos con forrages, víveres y municiones; que ya sé yo, como quien conoce á Vueseñoría, el garbo y la bizariía con que acudirá tambien á enfrenar al Aleman, pues en la guerra pasada, son fama de vuestra espada las memorias de Orbazán: y de las Tropas Francesas

es la guarnicion que ha entrado tal, que qualquiera Soldado bastará á muchas empresas. Mas qué no hará, si con él viene el valor sin igual del Teniente General Monsieur Conde de Rebél? Rebél. El dia de la ocasion dirá mejor su alabanza; si bien esta confianza mas se le debe al Baron de Crenán que está presente. Cren. En mi no hay mas experiencia que aprender de Vuecelencia: Diego. Y yo de ambos, porque aumente razon á mi vanidad. Villar. El Regimiento de Irlanda, á quien Monsieur Praslin manda, es de buena calidad, sand yed on y puede Vueseñoría fiarse de él si llega el caso. Prasl. Costarále cada paso al Aleman, si porfia en acechar á Cremona, of our nie mas sangre que la que piensa. Senad. Pues tan heroyca defensa su seguridad abona; po de coloridar por lo que toca al Senado, pueden Vuecelencias creer, que nada quede que hacer, para que á ningun Soldado falte quanto sea preciso dentro de su alojamiento. Villar. Así lo creo, y atento á su lealtad, daré aviso de ello al senor Vaudemont, cuyas Esquadras estan reforzándose en Milan: y ya que mi obligacion es ir á reconocer las Plazas de la ribera del Pó, desde la primera que es el Forcello, espero hacer expreso al Rey mi señor del estado que esto tiene: y pues ya tomar conviene la Falúa, ved, señor Don Diego, qué es lo que resta por lo que á Cremona mira.

Diego. Que pues de ella se retira Vuecelencia, aunque con esta precision, con brevedad volvais á favorecella, alojándoos dentro de ella. Senad. De parte de la Ciudad esfuerzo la pretension, por lo que en ello intereso. Villar. Estame a mi tan bien eso, que no perderé ocasion de restituirme en breve á lograr festejo igual como incluye el Carnaval, porque no es bien que se lleve del Enero en el rigor todo el tiempo la fatiga, quando la urgencia no obliga á ello. Diego. Pinana. Al oido. Piñan. Señor. Diego. Encontraste á Nise? Piñan. Si-Diego. Qué ce dixo? Villar. Caballeros, mirad que sin deteneros yo no he de pasar de aquí. Senad. Hasta llegar hasta el Rio, que es, advierta Vuecelencia, imposible la obediencia. Diego. Está bien. Villar. Pues no porho, que ceder vo entre los dos, para mi es mayor laurel: hasta la vista, Rebél: Concha, á Dios. Diego. Señor, á Dios. Villar. Yo os ofrezco volver presto, porque ha de ser para España y Francia buena campaña la que viene. Piñan. Cómo es esto? pues no volver los timbales y la música, en que topa? dale fuego, Guarda-Ropa, que se entran los Generales. Prasl. Ya otra vez á nuestro oido adulan los instrumentos. Tocan. Pinan. Aprieta, que en estos cuentos, lo que hace ruido, hace ruido. Vanse con la Música y salva, ménos Piñando Música. Si en feliz maridage, &c. Piñan. Ahora si que entre falsetes los tronidos sobresalen: valgame Dios, lo que valen media docena de cohetes!

Y2

Ya el General á la orilla llegó, y habiendo abordado, la Falúa va de lado rompiendo el cristal la quilla: en ella entra; mas qué intento, sin advertir que es error, que prosiga Relator quien ha empezado Sargento? Y pues mejor de mas cerca lo veré, hagamos, ingenio, de una vía dos mandados, que es servir a mi amo, y luego ver si hallo à Nise. Vase. Salen Margarita, Laura, Nise y Celia. Laur. Por qué á este desviado puesto, no acabada la funcion, te retiras, no advirtiendo que pueda ser reparable? Marg. Ay Laura! no sé qué tengo: mas si se, pues á latidos el corazon en el pecho me está avisando algun susto. Celia. Melancolias tenemos? bueno va. Laur. Pues ya que tu, o por gusto o por misterio te apartas, dame licencia, que dar una vuelta quiero

al margen, por si por dicha lograre hablar á Don Diego. Marg. Vé en buen hora, que en el mismo sitio en que estamos te espero. Laur. Presto volveré: vén, Nise. Vanse.

Marg. Fatigado pensamiento,
qué me quieres ? tengo yo
acaso la culpa (ha Cielos!)
de que instable de la suerte
el vago círculo á un vuelco
trastorne toda la inquiera
redondez del universo?
está en mi mano::-

Sale Flora, y quédase al paño Patricio pestido de Barquerol.

Flor. Señora?

Marg. Qué hay, Flora?

Flor. A buscarte vengo

con un cuidado. Marg. Qué dices?

Flor. Que habiendo con tu órden vuelto

á casa, entró preguntando

por tí un hombre, á lo que creo Barquerol, y exagerando que importaba hablarte presto, conmigo le traygo, mira si para saber su intento quieres que llegue. Marg. A mí puede buscarme (disimulemos, susto) hombre desconocido, y en ese trage? Flor. Si miento, por su boca es. Marg. Llámale, ya que sin testigos puedo saber la verdad. Flor. Llega.

Sale Patricio. Ya que en vuestras señas veo ser vos Madama Cuceli, si las que traygo cotejo con las que hallo, será ocioso malgastar el tiempo al tiempo, sino aprovecharme en solo entregaros este pliego, pidiendoos que me digais á donde en anocheciendo quereis que aguarde respuesta.

Marg. Mal à admitirle me essuerzo sin saber cuyo es. Patric. De amigo: 4 Marg. Decid. Patr. Del Príncipe Eugenio, cuyo precepto me obliga Al oido. à que atropellando riesgos haya entrado en este trage.

Marg. Bien está: Flora, al momento te vuelve á casa, y vos para entrar en ella, á lo lexos seguid aquesa criada.

Patric. Allí retirado espero que me haga la seña: Astucia, ap. ya hemos logrado á lo ménos el medio, quiera la suerte que se siga el final medio. Retirase. Celia. Qué es esto, Flora? Flor. No sé. Celia. Mas que es que juegas en tercio, y con una carta blanca te alzas con todo el dinero.

Flor. Piensa el ladron::
Marg. Quién creerá

(ay de mí infeliz!) que tiemblo
al romper la nema de este
sellado enigma, en que han hecho
igual efecto al tocarle,
el alborozo y el miedo,
el recelo y la alegria?

Y quién no creerá que siendo muger, no sepa un instante tener oculto un secreto, pues en fe de que el parage es retirado, me atrevo á ver lo que incluye? Flora, pues aguarda el forastero, en que te detienes? Flor. Voyme:

Celia Oyes, tenemos de repuesto alla otro papel en casa? Flor. Bien puede ser : y es lo cierto, ap.

pues está el del Conde á mano para encajarle á su tiempo.

Vase con el Capitan Patricio.

Marg. La firma y la letra son
del Príncipe: ó, si á mi aliento
diese la suerte ocasion,
de que en favor de mi afecto
mostrase::- mas pues no es
de aquí esta plática, leo.

Celia. Por saber lo que el papel incluye, diera dos dedos de la mano.

Lee paseándose, y sale el Conde al paño.
Lee Marg. Las contínuas
experiencias con que han hecho
lugar en mi confianza

vuestra fe, amistad y zelo::
Gande. Sin duda que á Margarita
dió Flora el papel, pues veo
que habiéndose la otra ido
de aquí, queda ella leyendo.

Lee Marg. Me obligan á suplicaros, que escuchando al mensagero en razon, á disponer vos la traza y yo el arresto::
Dónde irá á parar, fortuna, esta prevencion?

Al paño Crenán.

Cren. Habiendo

visto que se aparta Flora de este sicio, pensar debo que en él está Margarita; y es verdad: pero silencio, amor, ántes que las ramas la revelen el acecho.

Lee Marg. Faciliteis una empresa, en que me va quando ménos el logro de esta campaña, asegurandoos el premio

que corresponde, de parte del Emperador mi dueño. El Principe Eugenio. Cren. Enojos, qué miro! mas qué mis zelos dudan, pues si la criada à buscarla volvió, es cierto que á darla el papel del Conde fué, pues vencido su ceño leyéndole está. Marg. Pues Laura parece que tarda, y Febo se dexa ir á media tarde entibiando del Invierno; dame, Celia, la careta con que defender del cierzo los elados soplos. Cren. Cómo, pues con el papel la encuentro en las manos, no decido aquel pasado argumento, de si para otros son logros, los que para mí desprecios? Al ponerse la careta cáesele, papel, y salo

Crenan y le levanta. Marg. Pero el papel. Cren. Aquí esta quien le cobrará del suelo ántes que vos. Marg. Pues vos cómo: ay de mi infeliz! Conde. Qué veo, Cielos! no es Monsieur Crenan quien libremente resuelto mi papel alzó? Marg. Advertid, señor Varon (mal me aliento!) que no es de quien ::- Cren. Por saber cuyo es, y lo que trae dentro, me he atrevido á levantarle, solo para convenceros, de que no es tan invencible vuestro rigor; y pues tengo tan á la mano un testigo::-

Marg. Qué intentais? Cren. Leerle. Marg. Primero

moriré yo: vos conmigo tan osado atrevimiento? Cren. Si me disteis el permiso, por qué culpais el despecho? Celia. Buena anda la rebatiña. Conde. Ya es fuerza salir. Marg. Tencos, porque el papel::- Cren. Cuyo es?

Sale el Cande. Mio.

Marg. Otra desdicha! Celia. Otro enredo!

Conde. Y habiéndolo dicho, quando

en

en vuestro poder le encuentro, solo tienen que arguir las lenguas de los aceros.

Cren. Quien logró aquel desengaño, logrará vuestro escarmiento.

Riñen y cae desmayada Margarita.

Marg. Varon, Conde, ved, que (ay triste!)
quando, vo: valedme. Cielos l

quando, yo::- valedme, Cielos!

Celia. Ay mi ama, no hay quien estorbe

tres muertes juntas?

Salen por un lado el Conde de Rebél, Monsieur de Praslin, Don Diego, Piñana y Soldados, y por el otro el Senador,

Laura y Nise.

Todos. Qué es esto?
Cren. Castigar una osadía.
Conde. Vengar un atrevimiento.
Prasl. y Rebél. Crenán es: á vuestro lado nos teneis.

Diego, y Senad. Ved, Caballeros, que estoy de por medio yo. Piñan. Y yo. Laur. Pesares, qué veo! Margarita desmayada!

Cren. Ya á vuestra voz me suspendo, señor Don Diego. Conde. Aunque sea á mi pesar obedezco.

Diego. Y para que entre nosotros se ajuste mejor el duelo, hacedme, señora Laura, favor, si es que os lo merezco, de conducir en mi coche, pues no está su casa lejos, á vuestra amiga. Laur. Aun sin el interes de obedeceros, por mí sola estaba yo en obligacion de hacerlo.

Celia. Llegó ocasion, en que sean las Damas los mete-muertos. Diego. Sargento, id acompañando

vos el coche. Rebél. Estar suspenso el lance que veis, disculpa el no iros todos sirviendo.

Laur. Guardeos Dios. Piñan. Si no anda apriesa,

doy dos palos al cochero.

Llevanla Laura, Nise, Celia y Piñana.

Prasl. Ya que se han ido las Damas,

no sabremos de este empeño la ocasion; Conde. Yo no sé mas, de que ni arguyo ni cedo, hasta que aquel papel mio cobre del Varon. Rebel. Si es vuestro, cómo está en su mano? Cren. Oid, que porque veais que mi intento ya conseguido, no aspiro mas que á mostrar el desprecio, con que trato alhajas vuestras, hecho pedazos le entrego Rompele. al suelo, de quien le alcé; pues para que vos sobervio me busqueis, este segundo desayre añado al primero. Vase.

Conde. Cóbrele ahora, que despues en el campo nos veremos. Al cogerle le alza Don Diego.

Diego. Eso no; pues es preciso que yo para componeros, vea lo que incluye. Rebel. Vamos tras el Varon, ya que esto por ahora cesó Prasl. Ya os sigo Vanse.

Conde. Que quede, señor Don Diego, el papel en vuestra mano no importa; pues no teniendo circunstancia que desayre el pundonor de su objeto, luego que os haya informado, podreis entregarle al viento; pues aunque es mo, á mi mano no es bien que vuelva, no habiendo tenídose en mi venganza; mas presto dirá el efecto, que entre hombres como y o siempre obran mas los que hablan ménos. Vase.

Senad. Estando Vueseñoría de por medio aquí, no tengo que hacer yo, sino advertiros quanto importa estorbar cuerdo, que arrojos de la milicia anden inquietando el Pueblo. Vase.

Diego. Qué será lo que el papel incluye? mas pues le tengo en mi poder, aunque en dos pedazos partido, entremos en noticia del acaso, para mediar el empeño en este.

Sale Piñ.ma.

Pin m. Ya, señor, que la en su casa, y::- D'eg. Calla, necio,

que ahora toda mi atencion se retrae á mi silencio; así dice: Las continuas experiencias con que han hecho lugar en mi confianza vuestra fe, amistad y zelo, me obligan á suplicaros, que escuchando al mensagero::-Repres. Hasta aqui poca luz da de si es favor ó son zelos; mas leer estotro conviene. Piñan. Segun lo que en mi amo advierto, él quiere buscar criada, y las cédulas que ha hecho las va repasando para echarlas en los Conventos. Lee Diego. Faciliteis una empresa, en que me va quando menos el logro de esta campaña, asegurandoos el premio que corresponde, de parte del Emperador mi dueño. El Principe Eugenio. Honor::-Piñan. Qué le ha dado, que hace gestos? Diego. A espacio, que en poco vaso me ofreces mucho veneno. Piñan. Oiga el diantre. Dieg. Muda estatua soy de inanimado hielo! Piñan. Ha señor, estan bien dadas las señas? Diego. A quién, adverso destino, se dió hasta ahora en los ojos el tormento? Piñan. Las manos secas y quedas, señor mio. Diego. Qué haré? pero pues el Conde dixo á voces que era suyo, cómo puedo dudar que es suya la intamia, y mio el desasosiego? Ahora bien, aqui no hay mas que hacer que ponerle preso, sabiendo de Margarita, que era quien estaba enmedio, cómo á manos de Crenan llegó; pues fuerza es saberlo, el dia que su desmayo autoriza mi recelo. Piñana. Piñan. Señor. Diego. Al punto vé, y dando órden en el Cuerpo de Guardia, de que contigo

vayan veinte Mosqueteros, en casa de Margarita me irás á buscar con ellos, pues de la noche amparado te espero alli. Piñan. Voy corriendo, aunque digan que soy Cabo del paso del prendimiento. Diego. Habiendo fiado el Rey á mi valor el Gobierno de esta Plaza, hay quien cobarde, infame, mal Caballero, se arroje á decir delante de mi atrevido y resuelto, que es suyo el papel, no solo haciendo gala del yerro, sino para que le lea dexándomele á mi luego, como quien dice, que nadie basta á embarazar su intento? pues vive Dios::- mas por que en discursos me detengo, si hoy he de hacer su castigo lengua de mi desempeño? Salen Margarita, Flora y Celia con luz. Marg. Fuése Laura ? Celia. Así que vio que del desmayo habias vuelto, tomó lias. Marg. Esa luz dexa ahí, y vete allá dentro. Celia. Si haré, y de muy buena gana. Vase. Marg. Aqui no hay otro remedio, arrojo, pues ya estará mi designio descubierto, que intentar con un peligro ir desarmando otro riesgo; dónde, Flora, al Barquerol tienes? Flor. En ese aposento. Marg. Pues llamale. Flor. Cé. Llégase al pano, y sale el Capitan Patricio. Patric. Quien eres? Flor. Quien quiere que de ese encierro salgais; pero no salgais, que en aquella parte siento ruido. Suena ruido, y resirase Patricio. Marg. Otro susto, desdichas? si; pues á lo que infiero, esta puerta que al Jardin cae de mi quarto han abierto: quién será? (ay de mí!) Sale el Conde. Quien puede, IR-

ingrato alevoso dueño de mi amor y de mi vida, ser, sino quien loco y ciego, hasta que muera matando, es fuerza vivir muriendo?

Al paño Patricio. Hombre aquí?

Conde. Y pues esta llave, que en otro mas feliz tiempo abrió paso á tus favores, ha abierto hoy paso á mis zelos?

no me he de ir sin que::
Marg. Si alguna

vez merecí á tus afectos alguna fineza, Conde::-

Conde. Calla, calla, que sabiendo que hay quien en fe de tu agrado se atreve á tomar del suelo mi papel: - Marg. Tu papel? Patr. Nada de lo que dicen entiendo.

Conde. Si, traidora. Flor. Señor, miraque el que me diste le tengo aquí en sal, y el que leía era otro cuento de cuentos.

Marg. De suerte, que imaginando que era el que estaba leyendo este, has dicho que era tuyo el que perdí? Conde. No lo niego.

Marg. Le has cobrado? Conde. No, que para

ver si en nuestro duelo hay medio, le guardó el Gobernador. Mar.Qué has dicho,Códe, y qué has hecho?

Conde. Qué ha sido en fin? Marg. Que por darme

á mí la vida te has muerto.

Conde. Bien empleado está el peligro, si es por excusar tu riesgo; mas dime cómo? Marg. Ya sabes quanto favor, quanto aprecio debió sirviendo en Milan mi padre al Príncipe Eugenio.

Conde. Vé adelante. Patric. Ella le cuenta mi mensage. Marg. Pues habiendo muerto mi padre, y venido yo á Cremona con mis deudos, porque de mas cerca de ambos se tratase el casamiento, fué nuestra correspondencia, á fin de que con secreto

le avisase::-

al Gobernador. Flor. San Pedro.

Conde. Qué ruido es este? Marg. Sin duda te han visto entrar aquí dentro, y habiendo leido el papel en que eres sin culpa reo, prenderte intenta. Patric. Qué haré en tan impensado aprieto?

Conde. Pues para que no lo logren, á este aposento pequeño me retiraré. Flor. Ahí no puedes entrar. Conde. Cómo que no puedo? Sale Patricio con una pistola en la mano.

Marg. Otro acaso! Patric. Como yo de esta suerte le defiendo.

Conde. Mas que tambien ahora dices (ha fementida!) teniendo un hombre encubierto en casa, que yo soy el que padezco segundo error; mas mi espada logrará entrambos. Marg. Teneos, que aun hay remedio, si ambos quereis usar del remedio.

Los dos. Quál puede ser? Dentro Don Diego. Pues no abren, echad la puerta en el suelo.

Sale Celia. Ay señora, que á la puerta::Marg. Ya lo sé; y pues el estruendo
crece, abre esotro postigo
que cae al patio. Celia. Si el miedo

me dexa libre: oiga el diantre los huéspedes que tenemos. Vase. Los dos. En qué te detienes? Marg. Conde,

ese Soldado, encubierto un emisario es, con quien el Príncipe Eugenio, atento á conseguir una empresa, en que dice que yo puedo ser el todo, envió el papel que Crenan osado y necio robándosele al acaso, Suena ruido: guardó para el menosprecio; si persuadido á que era el que diste á Flora: - Flor. Presto, que abren ya. Marg. Has dicho que era tuyo, el que has perdido es cierto patria, hacienda, honor y vida; y pues quanto mal contento

con

con la fortuna estás, vives á mis designios afecto, sálvalo de una vez todo, en fe de que te prometo seguirte, en sabiendo donde toman tus desdichas puerto: mi casa, como tú sabes, es cómplice en el secreto de una mina, cuya boca, hoy mal parada del viento, sirve al desagüe del Foso, con que otra entrada teniendo por las bovedas de un quarto excusado, si á su centro te entregas, podrás::- Conde. Espera, que en tan conocido riesgo poco arbitrio hay, y mas quando, culpándome yo, desmiento ser tuyo el delito: hidalgo, pues ya ves que no podemos salir de otra suerte, ved si os atreveis. Patric. Yo me atrevo á todo, y mas quando miro, que el designio con que vengo es reconocer la mina. Marg. Pues á qué aguardais? Dent. D. Diego. Entremos, que ya rotos los pestillos, nos dexan el paso abierto. Conde. Ha Margarita, y qué caro tu amor me cuesta! Flor. Esto es hecho. Marg. Gaialos tú. Flor. Ya no es fácil, sin dar con ellos primero. Les des. El valor nos dará paso. Salen Don Diego, Pinana y Soldados. Diego. Perdonad, si es que el respeto atropellando una Dama::mas qué miro? daos preso. Conde. De esta manera respondo. Saca la espada, dispara Patricio y los Soldados, y Flora apaga la luz. Diego. Matadlos. Patric. No es fácil eso. Piñan. Ea, hijos. Fior. La luz apago, y denos Dios buen suceso. Diego. Ha traidores! Marg. Capitan? Conde? Los dos. Si. Marg. Seguidme. Pin. Quedo, y nadie dispare á bulto.

Conde. Cremona, ya que te dexo,

guardate de mí, que voy con agravios y con zelos.

Marg. Pues el designio logramos, astutias, disimulemos.

Flora, Ernesro, Fabio, Celia. Vall.

Patric. A la mina. D'ego Pues mi intento conseguir no puedo á obscuras, tomad la puerta, y sitiemos la calle Piñan. Santa palabra! Vante.

Flor. Ya que anda to lo rebuelto, Dios en esotra Joinada nos dé buen alumbramiento.

#### क्षा स्म स्म स्म स्म स्म स्म स्म स्म स्म

JORNADA SEGUNDA.
Salen el Príncipe Eugenio, el Capitan Pa-

tricio y Ofmán.

Eug. Dónde está el Conde?

Patric. Esperando,

que le conceda licencia

tu Alteza para llegar.

Eug. Decid, Capitan, que venga,
pues lo que me habeis contado
de su suceso, me dexa
bastantemente curioso.

Patric. Llegad, que su Alteza espera-Sale el Conde Launinguen y se arrodilla. Conde. Ya, señor, con esta dicha poco le tendré á mi estrella que acusar los disfavores, pues plácidamente observa, que solo en una ventura me desenoja y me premia.

Eug. Alzad del suelo, y creed, Conde, que para que os favorezca, sin el mérito que en mí vuestra estimacion grangea, basta que vuestro peligro, pues de todo me dió cuenta el Capitan Magdalén, servido haya de defensa al riesgo de Margarita.

Conde. Aseguro á vuestra Alteza, que en albricias de esa dicha, doy de barato mi ausencia; que no es poco en quien pensaba, señor, en su mano bella, desarmando la esperanza,

coronar á la fineza. Eug. Ahora os compadezco mas, que ventura tan inmensa como ser su dueño, no es dicha para que se pierda; pero esperad que á ese daño le prevengamos la enmienda, si parcial de mis designios me facilitais la empresa de Cremona. Conde. No tan solo en los medios para ella seré parte por lo mucho que vuestro favor me empeña, si no por lo que me anima mi amor; pues de esa manera, tiranizando la capa, volveré á cobrar la perla. Y pues solo por la mina por donde salimos, queda paso abierto á la conducta de conseguir su interpresa; lo que falta es, que aclarando la boca que tiene cerca del terraplen por la parte de la Ciudad, se desmienta el designio de aclararla con otro pretexto. Eug. Esa es poca dificultad, como Madama consienta, que encubiertos en su casa algunos Soldados puedan, saliendo por el conducto que corresponde á su cueva, ir trabajando de noche en limpiarla. Conde. Si eso resta, solo por mí y Margarita ofrezco, que en quanto quepa en lo posible, halleis pronta como la fe la obediencia: mas porque es bien que avisada esté de lo que se ordena, me permitireis que yo por la misma mina vuelva á Cremona; pues teniendo la salida á legua y media de la Plaza en el frondoso retiro de una arboleda, cuyo enredado boscage, ó la desmiente ó la sella,

podré entrar sin ningun riesgo, mayormente quando cerca de ella está una Quinta mia, que es donde para la vuelta á vuestro Campo tomamos los caballos; pues en ella, estando encubierto yo hasta que la noche venga, podré abanzarme á la mina, fiado en la llave maestra que de casa de Madama casi hace á todas las puertas.

Eug. Siendo eso así, quando el Sol cayendo la tarde vea que otro medio mundo alumbra, porque este medio anochezca, habeis de partir, llevando, Conde, por lo que suceda otro Soldado con vos.

Patric. Qué va que el Principe intenta entrar con él en la Plaza.

Eug. Y para que no se pierda
instante, vos, Coronel,
de la gente mas experta
del Regimiento, escoged
hasta otros ocho que sepan
el idioma, para que
yendo vos por su cabeza,
disfrazados de villanos,
podais con esta deshecha
entrar en Cremona, para
que dandoos ántes las señas
de la casa de Madama,
os introduzcais en ella
á fin de allanar la mina;
pues así::- Patric. El Príncipe llega.

Eug. Retiraos, Conde, que no quiero hasta que el triunfo adquiera, darle noticias del triunfo, y veamonos. Conde. Mi obediencia á todo responda. Honor, ap. ya que te he perdido, dexa que vuelva á Cremona; pues para vengar una ofensa, mas que mis cariños, son mis zelos los que me llevan. Vase. Sule el Príncipe de Comerci.

Comer. Habiendo, señor, sabido que retirado en su tienda

vuestra Alteza estaba, no quise interrumpir en ella su quietud. Eug. Yo os aseguro, Principe, que la materia que en ella trataba pide toda atencion. Comer. Bien se dexa en vuestro cuidado ver, y mas quando ya de vuelta está el Capitan: qué va adelante la sorpresa de Cremona? Eug. Pues de espacio os daré noticia, y priesa está dando el logro, ya que bien guarnecida queda Versello, y aquartelado nuestro Exército campea en el Mantuano, dad orden de que el Campo se prevenga, porque repasando el Ollo por Ustiano, tomar pueda los Lugares de Bañara, Castél , Ponzon y Lobera; desde ellos, pues en tomarlos no puede haber contingencia, se harán dos destacamentos, uno de la mas experta parte de los Regimientos de Seguint y Vam, hasta cerca de ducientos Granaderos, con algunas mangas sueltas de Fusileros; de suerte, que entre unos y otros no excedan de seiscientos hombres de armas, cuyo cuerpo en esta empresa comandará el Capitan Magdalén así que vuelva al Campo, luego que haya hecho cierta diligencia: el Coronel Ofman otro, para que el triunfo fenezca, de dos mil hombres; y este, por ser partida mas gruesa, se hará de los Regimientos de Ermestein y Lorena, Bani y Criban, á quien sigan dos Batallones que tengan mil y ducientos Corazas, que darán á competencia los Regimientos de Taff

y Neoburg, cuyas hileras manden el Varon Freybergh, y el Conde de Merci, en prueba de que á ellos solos les fio hacer frente le Banderas. A los Usares, con quien he de ir yo, dexando fuera á guardar las avenidas sus Tropas, segun convenga. Y pues este es el pequeño Exército con que intenta mi ardor tomar á Cremona, si aprovecha la cautela discurrida, en tanto que ordeno con un Trompeta á vuestro jóven pariente Cárlos Tomás de Lorena, que luego marche con la Caballería ligera, pues de esotra parte se halla del Pó, para que á la mesma hora, atacando su puente en la orilla contrapuesta, nos abrigue; haced, señor Principe, que se provea lo conveniente á la marcha, para que luego que vuelvan al Campo, pues es preciso hacer esta noche ausencia á la sordina, nos vamos acercando á sus almenas. Comer. Pues donde, señor, sin mi parte vuestra Alteza? Eug. Es fuerza autorizar mi designio á costa de mi experiencia. Patric. Bien discurrí que no habia de fiar á vista agena el examen. Comer. No replico; y para que no intervenga dilacion en lo que tanto importa á la fama nuestra, Caxastoca marcha. Eug. Toca marcha. Eug. Y quándo, señor, ordena vuestra Alteza mi partida? Ofm. Luego; y para disponerla, venid por el órden, pues mañana en la noche espera mi ardor en cas de Madama aguardaros con la cena.

Ofm.

Ofm. Allá nos veremos. Comer. Ya deseo hallarme á las puercas de la Plaza. Eug. El primer dia de Febrero, porque tenga buen principio, nos ha de amanecer dentro de ella. Comer. Pues anunciando el trofeo diga el valor::- Los 4. Guerra, guerra. Vanse al son de Caxas, y salen dos hombres y dos mugeres de máscara, y sale Piñana siguiéndolas y D. Diego deteniéndole. Música. Vaya, vaya de bullicio, donayre, júbilo y fiesta, que en alegria como esta, es loco quien tiene juicio. Vaya, vaya de bullicio. Diego. Donde vas? Piñan. Eso preguntas, quando tan cerca de casa una y otra danza pasa? Diego. Pues no es mejor verlas juntas en la contrada del Domo, en quien son los escalones el centro de sus festones? Piñan. No de mala gana tomo el consejo, por mirar, pues nuestra casa es aquella, que habrá tiempo entrando en ella, de poderme disfrazar. Diego. Tú disfrazar, á qué fin? Piñan. Al de seguir á cautela á Nise Madamisela del Sargento Trapolin. Diego. Dexa esa locura, y dí, qué dixo Laura? Piñan. Que pues cosa tan precisa es, como yo la encareci, el que en parte reservada tu cuidado hablar consiga á Margarita su amiga, luego que la haga cerrada la noche, al señor Don Diego en cas de Madama espera, por salir de esta quimera. Diego. Lo cierto es, que no sosiego hasta averiguar mi afan, por lo que resultó de él, cómo llegó aquel papel á las manos de Crenán: y mas quando no ha logrado

17 mi astucia saber por donde se pudo escapar el Conde. Piñan. Pues la danza se ha parado, bien es discurrir ahora, para qué Nise queria las pistolas. Diego. Si venia de parte de su señora, fuerza el no negarlas fué; si bien en recelo i gual, tú hiciste, Piñana, mal en entregarla las que gravado mi nombre tienen. Pinan. Por mas pequeñas crei, que eran mas de muger, y::-Diego. No prosigas, porque vienen las máscaras hácia esta Suena Música. parte otra vez. Piñan. Ay tal vicio! Música. Vaya, vaya de bullicio, donayre, jubilo y fiesta. Piñana. No vienen tal, que la esquina doblan. Diego. Pues buscar es bien á Crenan, vé tú tambien, y hasta encontrarle imagina, que á casa no vuelvas. Pinan. Vaya: pero qué le he de decir, ya que en su busca he de ir? Diego. Que en mi casa, así que haya anochecido, le espero. Piñan. Lindamente; mas por Dios, que pues hemos de ir los dos, me he de disfrazar primero, en fe de que en su bullicio aquel soláz manifiesta. Ely Música. Que en alegria como esta, es loco quien tiene juicio. Vase. Diego. Confusa imaginacion, qué me quieres, qué me quieres, si ya (ay infeliz!) no eres delirio de mi razon? Crenán, con quien tantas veces me declaré, solo ha dado por respuesta, que obstinado de las necias esquiveces de Madama, levantó del suelo el papel, creyendo ser del Conde ; el Conde viendo que despues que le arrojo, queda en mis manos, porfia

en no negar que era suyo;

lue-

luego que ignoraba arguyo lo que el papel contenia: si, que á saberlo no hubiera, mudando de parecer, dexádole en mi poder: pero cómo si no era suyo, se resiste á dar motivo con su prision á nuestra satisfaccion, teniendo para lograr su fuga un hombre embozado, á quien Margarita esconde en su casa? mas si el Conde era á quien se habia enviado el papel, cómo le dexa, arriesgando vida y fama, en las manos de su Dama? Cielos, si puede mi quexa obligaros á piedad, deshaced en tanto abismo dudas, en quien soy yo mismo mi mayor dificultad. Ved pues, que si tanta impía sombra no aclara mi pena, siendo la traicion agena, será la desgracia mia. Mas pues con Crenán intento esta noche averiguar el tondo de mi pesar; demos vado, pensamiento, al dudoso frenesi que ocasiona mi sospecha, y hasta quedar satisfecha de que no es. Dent. voces. Dancese aqui. Diega. Qué cansada esta alegria, solo porque no la sigo, da en que ha de encontrar conmigo! mas quien creyera, que dia que fuera en otra ocasion de mí aplaudido, por dar con los festivos lugar de adorar la perfeccion de Laura, por un acaso tan infeliz dia sea, que huyendo de que me vea me retiré? y pues al paso

una quadrilla se ve,

mi mal.

no con su solaz mezclemos

Salen Margarita y Flora con máiscaras y vestidas de Labradoras, Laura y Nise de Vandoleras con máiscaras, y danzan un minuet, quedándose al paño Monsieur Pralin y el Varon de Crenán de máiscaras, y sale Piñana de matachin siguiéndoles.

Flor. Para que dancemos,

Flor. Para que dancemos, Sonador, toca un minué.

Música. Ay amor,

qué dulce es la sana de tu sinrazon; ay amor, pues quando maltrata, lo mismo que mata,

anima el rigor.

Cren. Aquella que disfrazada de Jardinera acredita mi recelo, es Margarita, si no mintió la criada que me dió el aviso. Prasl. Pues lleguémonos, ya que el dia da licencia á la alegria.

Piñan. Dios me dé tiento en los pies-Cren. Tened, pues ántes advierto que otro consiguió llegar.

Piñan. Máscara, quereis danzar?

Nise. Del Caballero encubierto
es lindo el trage. Piñan. En mi abono
con él mil ceños humillo.

Flor. No 'se parece á tintillo quando se viste de mono.

Piñan. Heme disfrazado así
por gustazo. Marg. Pues no es justo
lograr aquí tan mal gusto:

idos. Piñan. Que me vaya? Laur. St. Piñan. No quiero, que en la Plazuela hago yo tambien papel.

Flor. Que cortesano que es el trasto de Purichinela.

Cren. Si él solo por poco atento esa dicha no logró, Llega. bien por lo contrario yo aspirar á ella intento, si entre tantos vénturosos lugar á uno mas se da.

Laur. Ay Jesus! venimos ya cansadas de hacer dichosos.

Cren. Bien del desden en la escuela parece, sí, por mi vida, que ha aprendido la Vandida ceños de la Pastorela:

mas ved vos que solo fiel os sale mi obsequio al paso, para serviros, si acaso se os cayere otro papel. Marg. No os entiendo: mis oidos apuraron mi sospecha. Los dos. Qué decis? Marg. Que no estoy hecha á servirme de atrevidos. Piñan. Digo, Rey mio, es razon quitarme la vez á mí? Cren. Idos, Trapolin, de aquí, sino quereis::- Piñan. Mesui, alon, que aunque ahora tan huecas van, ellas rogarán despues. Retirase. Marg. Laura, ese embozado es::-Laur. Quién ? Marg. El Varon de Crenan; y porque no su osadía. antes que Don Diego venga, segundo arrojo prevenga, á Dios; pero así que el dia espire, en mi casa espero á los dos: quién, Cielos, quién creerá que se avengan bien lo que animo y lo que muero? Laur. Así lo haré; y porque ahora se disfrace tu intencion, volvamos á la cancion, pues quando el designio ignora creer que es moda y no pretexto, le hará ceder esta vez. Los dos. No dirá vuestra esquivez, qué es lo que responde? Las dos. Esto. Música. Ay amor, &c. Danzan, y se dividen Margarita y Flora por mano izquierda, y las siguen Crenan y Praslin, y Laura y Nise por mano derecha, y las sale acechando Rebel de máscara, y Piñana se queda en inedio. Cren. Seguidme, pues á ir tras ellas esta novedad me mueve. Rebel. Qué ayrosa la Vandolera maneja el trage! Piñan. Ea, fieles, á ellas, que huyen. Marg. Disimulo, pues el Gobernador quiere esta noche averiguar los enigmas de mi suerte, á pensar excusas que hagan mentiroso lo evidente.

Flor. A Dios, Trapolin del bosco. Piñan. A Dios, Pastorela en cierne; y hasta encontrar otra danza. Flor. Qué? Piñan. Pues Juan viene, que atruene. Laur. Ven tras mi. Prasl. Qué intentas? Cren. Ver en qué paran sus desdenes. Vanse. Rebel. Máscara, si fatigada de esa negra nube debil, cuya sombra os hermosea al paso que os obscurece, os retirais, no tan presto sea, que á mí se me nieguen con las licencias del dia, los acasos de la suerte. Laur. Caballero, aunque la moda esos indultos concede, perdonad, pues á excusar vuestro cortejo me mueve superior motivo. Rebel. Quando el paso tomado os tiene mi atencion, creed que pasar no habeis sin favorecerme. Laur. Torceré el camino yo. Rebel. Quándo en tales dias puede embarazar un criado? Laur. Quando su dueño no quiere ir por lo que se ofreciere

servirse de él. Rebel. No obstante eso, tras vos es preciso; y mas quando esas armas me advierten que vais de pendencia. Nise. Quién será este hombre? Laur. Sea quien fuere, sigueme y calla. Rebel. Esperanza, ya antes de morir falleces; pero porque no de vista las pierda, es bien acelere el paso tras ellas. Nise. Mira que á este pobre hombre mueles, si andas tan aprisa.

Vanse, y vuelven á salir por el otro lado, quedandose Rebel al paño, y encuentran con el Senador y Soldados.

Senad. Donde

vais, máscaras, de esa suerte? Laur. Donde el aplauso del dia me lleva. Nise. Mis que el Vejete quiere danzar. Senad. Esperad,

y no añadais ciegamente un delito á otro delito. Rebel. Pues el Potestad detiene á la encubierta Madama, veamos qué intenta. Laur. Quien viere que contra el estilo antiguo del Carnaval se le vede á un máscara ir embozado á donde y como quisiere, creerá que sois en Italia forastero. Senad. Y quien advierte, que sabiendo que no es permitido ni decente llevar armas, á traerlas vuestro descuido se atreve tan públicas, pensará, viendo que se le consiente, que no hay justicia en Cremona. Laur. De las que veis no se infiere mas, que un filete del trage. Senad. Sea o no sea filete, ó habeis de entregar las armas, ó para que no recele de vos traicion, he de veros el rostro. Laur. Uno y otro tiene dificultad. Rebel. Raro empeño! pues es preciso que intente embarazar su desayre. Laur. Sin que las armas entregue he de pasar, ya que sois grosero con las mugeres. Senad. No es serlo no permitir un exemplar, de que puede originarse manana, si el mismo caso sucede, mayor daño. Laur. Desarmarme no habeis ni reconocerme. Senad. Pues veamos como ha de ser: ola. Sold. Señor. Al ir a reconocerla sale Rebel y se opone. Relel. Nadie llegue ântes de escucharme á mí. Nice. Salió à punto el mata-siete. Laur. Qué intentará este hombre, Cielos! Sonad. El Conde Rebel es este, ap. pues parlera la casaca, mal el Cordonblu desmiente. Diego. No hallé à Crenan; pero à espacio, pues me avisa mudamente Al paño.

la seña de las pistolas, que esta es Laura. Senad. Qué os suspende? hablad pues. Diego. Hasta que el lance sepa, no salir conviene. Rebel. La culpa de esta Madama, no es el que contra las leyes del Carnaval traer ose pistolas? Senad. Si. Rebel. Pues por ese delito, primero es bien prender otro delinquente. Senad. A quién? Saca Rebel una pistola. Rebel. A mi, que en defensa suya mataré al que diere el primer paso en su agravio. Diego. Aunque su arrojo me dexe envidioso, mi sospecha al mismo paso que él crece. Senad. Qué haré, Cielos! que intentar como era justo prenderle, es exponer á un tumulto la Ciudad. Sold. Qué hay ya que pienses, mirando su demasía? muera. Al embestirle sale D. Diego. Diego. Esperad. Laur. Trance fuerte! Diego. Que habiendo llegado yo, es preciso que se medie el empeño: Hagamos ahora espaldas al accidente, que despues podré saber la verdad. Senad. Cómo pretende vuestra cordura, señor Gobernador, que me temple á vista de igual desayre? Rebel. Callar y oir me conviene hasta ver en lo que para. Laur. Para que bien puesta quede vuestra dignidad, no basta el que yo las armas dexe? Senad. Por lo que mira al primer empeño, no hay duda. Laur. Deme amor salida con que tanto peligro remedie, y á Don Diego satisfaga, á vista de quien parece que con intencion me sigue. Senad. Pues qué intentais? Laur. Atendedme: SE-

señor Don Diego, estas armas, que en fe de vuestras merecen que las haya honrado yo, tomad; y pues solamente Dáselas. sirvieron de adorno, es bien siempre que á su dueño encuentren, mostrar que á la misma mano de donde salieron vuelven. Diego. Oid, esperad. Laur. Para qué, si quando teneis presente al que sin licencia mia, ó me sigue ó me defiende, quedais con armas iguales para poder conocerle. Vase. Rebel. Yéndose ella ya es muy otro el lance. Diego. Quanto refiere esa Madama, es, señor Potestad, tan evidente, como grabado mi nombre asegura: y pues parece Ensénaselas. que quedando en mi poder cesa vuestro duelo, empiece el mio : máscara. Senad. Cielos, ap. el Gobernador se pierde si intenta que se descubra. Diego. Yo no puedo, seais quien fuereis, irme sin saber quien sois; y así::- Senad. Tened, que pues cede mi potestad, vos tampoco habeis de reconocerle. Diego. Cómo no, quando él es quien mayor delito comete valiéndose de las armas? Senad. Como hay quien le privilegie. Diego. Quien puede ser? Sen. Esta insignia. Descubrele el Hábito de Santi-Spiritus. Rebel. Quién creerá que así me empeñen. los acasos de un acaso? . Diego. Ya su accion calladamente que es Rebel me ha dicho. Senad. Pues siendo General Teniente ap. prenderle no puedo, hagamos mérito de no prenderle. Esta vanda azul, de quien la blanca Paloma pende, que Orden de su Rey adorna los Caballeros Franceses, como en el pecho la he visto,

aunque en sus retratos fuese

de mi Rey Filipo Quinto el Grande, á quien Dios prospere, á tanto amor me provoca, à tanta atencion me mueve. que á ser mayor el delito le perdonara, por verle á sombra de este sagrado; v así, Monsieur, libremente podreis iros, que en efecto quando leal las venere, es bien que de indulto sirvan las insignias de los Reyes. Vase. Rebel. Cuerdamente reprehendió mi arrojo.

Diego. Aun no he de volverme sin saber con qué motivo siguió á Laura. Rebel. Ya que de este nuevo empeño la prudencia del Potestad nos absuelve, será bien que descubierto, Descubrese. señor Don Diego, os proteste, que á esa encubierta Madama la segui tan casualmente, como se arguye de no conocerla; y pues parece que entre ella y Vueseñoría hay algun misterio, y entre los dos no cabe disgusto, será justo que me ausente vano, de que en estorbar que su gusto se violente, os haya servido á entrambos; pues si de otra suerte fuese, no fuera fácil que vo respondiera de esta suerte. Vase.

Diego. Qué poca atencion de amor los empeños me merecen, pues no le sigo! mas quien siendo Caballero puede preferirlos, á los que siendo de honor y de especie ran peligrosa, es bien que todo el cuidado se lleven: y pues abreviando el paso. á mi deseo, anochece hoy mas temprano, a Crenan buscaré, y::- ó, quiera aleve mi estrella que en tanto abismo un rasgo de luz tropiece! Vase.

Sale Margarita con una luz huyendo del Conde, que saldrá embozado, y el Príncipe Eugenio embozado, y se queda al paño.

Marg. Cielos, valedme! Conde. No tan presto huyas,

asustada beldad, por mas que arguyas que es hoy dos veces mi intencion traidora.

Marg. Pues di quién eres, hombre?

Conde. Quien te adora.

Marg. Conde ? Conde. Si.

Marg. Ay infeliz! que mas cuidado me causas conocido que ignorado.

Conde. Por qué, si á idolatrar tu luz divina, ayudado otra vez de llave y mina,

rendido amante vengo.

Marg. Porque de los pesares que yo tengo es origen tu amor. Conde. El temor dexa; y pues calla mi mal, cese tu quexa: estás sola? Marg. Aun de Flora, de quien fio mi pena, está distante el susto mio.

Conde. Pues sabe que conmigo, á fin de verte, viene: - Marg. Quién? Sale el Príncipe.

Eug. Quien procura de esta suerte recompensar, Madama, la fineza que os debe.

Marg. Pues, señor, cómo tu Alteza aquí, siyo:: Eug. Perded todo el recelo,

que bien segura estais.

Marg. Válgame el Cielo! ap.
Quando al Gobernador mi susto espera,
se entran de esta manera
el Príncipe y el Conde en mi aposento!
qué haré., valor? recóbrame el aliento.

Eug. Aunque no nos admira ver, que vuelta en pavor toda la ira mi venida os espante, restituid á la nieve del semblante el nacar que ha robado la fariga.

Conde. Qué es pues, tu voz me diga, lo que te asombra? Marg. Nada, que soy muger, y vivo despechada; y pues porque el asombro se concluya, mi vida es vuestra, y mi fineza es tuya, sepa lo que uno y otro arrojo intenta.

Eug. Viendo, Madama, quato está á mi cuenta vuestra seguridad; y mas el dia que vuestro esposo vive á sombra mia, á pagar vine la lealtad que os debo por esa mina, porque en mí no es nuevo

arrojo igual; y pues reconocida una y otra surtida, nos resta que su boca, por la parte que mira á la Ciudad, aclare el arte: decid, si unos Solda los en trage de Villanos disfrazados, os han buscado con creencia mia, á fin de que en su obscura estancia fria trabajando de noche con secreto, logre su afan el fin que me prometo.

Marg Nadie, señor, hasta ahora me ha buscado, que pueda::-

Dentro Celia. Luces, Flora,
que viene Laura. Conde. Pues aquel acento,
que viene gente avisa á este aposento,
será bien retirarnos. Marg. No quisiera
(ay infeliz de mí!) que tan afuera
os quedaseis, que hiciese algun descuido
público mi dolor; y así te pido,
Conde, que retirados mas adentro,
miéntras á Laura yo salgo al encuentro,
quieteis mi susto. Eug. Estar podeis segura
quando nada en quedarnos se aventura
á la vista, de que en qualquier empeño,
primero la cordura obre, que el ceño.
Conde. Su sobresalto indicia

que entre ella y Laura puede haber malicia; y porque mas con mi temor no luche, me he de quedar donde su voz escuche.

Marg. Mirad que llega. Eug. Entremos. Marg. Esta puerta

cerrada es bien que esté.

Conde. Déxala abierta,

y acude á cortejar á tu visita. Retirante Marg. Cielos, hay mas pesares!

Salen Laura, Nise, Celia y Flora con luz.

Laur. Margarita,
cómo tan retirada,
que aun á la diversion de una criada
se niega tu tristeza?

Marg. Hizose mi pesar naturaleza, y solo estoy gustosa de esta suerte.

Flor. Nada a mi ama, señora, la divierte; es cosa rara ya su impertinencia.

Laur. Habiéndote pedido ántes licencia, y dá iomela tú, no el que conmigo venga el señor Don Diego y ese amigo extrañarás. Salen D. Diego y Crenan.

Diego. Ni-que pues el que aguarda

un3

una dicha, aunque vuele, cree que tarda, á entrar me atreva yo, donde discreto llegar pudiera solo mi respeto. Marg. Mucho á Vueseñoría estimo la atención: ay pena mia! Cren. Si para esta fortuna á mirar llego, que un patrocinio le valió á Don Diego; que yo de dos necesitaba arguyo, pues el de Laura me valió y el suyo. Mar. Dios os guarde, Mósieur: mi vida acaba! Conde. Si esta era la visita que esperaba, con causa persuadia me escondiera. Aqui el Varon? ha infiel! ha ingrata! ha fiera! Eug. No os altereis; y puesto

que para mas que oir, aun es muy presto, sepamos su intencion.

Marg. En fe de que esta ventura me encontró tan indispuesta, que en mi fatiga, que será sospecho indispensable retraerme al lecho, perdonad (ay de mí!) no el que os despida, sino el que os ruegue.

Laur. Ya estás entendida, que sabiendo, que es plática importante i la que vienen, quieres que delante no haya ningun testigo; y pues habiéndolos traido conmigo, debo no embarazar : guardeos el Cielo.

Marg. Quándo pudiste tú ser de recelo para mí? Laur. Nunca; pero ahora arguyo, si no me engaña el sobresalto tuyo, que la ocasion que aquí los ha traido, aun es materia indigna de mi oido: donde vais? Los dos. A serviros.

Laur. Mis criados

allá fuera me esperan, y escusados son en tal ocasion los cumplimientos. Vase. Los 2 Obedecer nos toca Marg. Sentimientos, á donde irá á parar mi suerte injusta? ap. mas si los dos me amparan, qué me asusta? Llegad sillas, y afuera Llegan sillas. esperad á q os llame. Flor. Esta es quimera, pues cada pobre de sosquin se mira. Vase. Conde. Pues ya toda la gente se retira,

saber qué hemos de hacer es importante. Eug. Nada, Conde, se os ponga por delante, que á todo estoy con vos.

ap.

Marg. En todo caso negar conviene el yerro y el acaso. Diego. Madama, aunque las mugeres, en quien su respeto mira como Caballero, tienen tan altas prerogativas, que aun pareciendo culpadas, deben estar defendidas; se anula este privilegio, quando la culpa se indicia contra el Rey, pues en tal caso, no habrá ninguno que diga, que faltando á la lealtad, se atienda á la cortesia. Aquel papel que perdisteis pocas tardes ha en la orilla del Pó, y parando en mis manos, aseguró la malicia de que algun pecho cobarde alguna traicion maquina; fué el que dió motivo para intentar en esta misma estancia prender al Conde, en fé, de que quando afirma ser suyo, contra si todas las sospechas acredita: que no consegui el intento vos lo sabeis, pues mentida efe traidora, haciendo espaldas á su fuga y nuestra ruina, logró escaparle; y pues para que en esta instancia prosiga con mas seguros informes, me faltan vuestras noticias: decid, cómo á vuestras manos llegó el papel? que por vida del Rey, que en quanco no sez desayre de la Justicia teneis mi favor seguro. Marg. Si al que arguye con mentira

se niega el principio, cómo procura Vuesenoria, para convencerme, que el argumento se prosiga? Quien hubiere dicho::- Cren. Oid, que quien en fe de la misma salva pasada asegura, que vos el papel teniais, soy yo; y si á decir que miento vuestra cólera os incita, haced que parezca el Conde,

y así vereis, quan aprisa quien una culpa confiesa, una verdad autoriza. Conde. Si insisten en la demanda, mucho temo, que mi ira me despeñe. Murg. Mal del Conde os podré yo dar noticia; tant pues desde esa misma noche no le he visto. Diego. Quien tenia tanta licencia, Madama, que en vuestra casa apadrina su traicion; cómo es posible salir de ella, sin que á vista de su peligro no fueseis parte para conseguirla en su fuga? Marg. Ya os he dicho (esforcemonos, fatigas) ap. que ni sé qué papel es el que decis, ni á mi vista ma el Conde ha vuelto. Diego. Pues cómo, si nada en el duelo os iba de él y Crenán, os hallé à un parasismo rendida quando llegué? Marg. El sobresalto de una tan no prevenida pendencia, en mi ocasionó el desmayo. Diego. Eso seria; pero mirad, que una vez que mi obligacion me insta á saberlo, no me he de ir sin que vuestra voz me diga á donde está el Conde. Sale el Conde. Aqui. Marg. Echó el resto mi desdicha. Diego. Mucho me alegro de hallaros, para que aqui se decida cierta duda. Conde. Todo quanto dixisteis á Margarita, he escuchado; y pues venis á encontrarme hoy en la misma parte donde me dexasteis, que tengais, cosa es precisa, por mentirosa mi fuga, en fe de que mi hidalguia nunca pudo huir el rostro. Eug. Aunque aventure la vida, he de defender à entrambos. Cren. De cada accion se origina un nuevo empeño. Diego. Supuesto,

que vuestra disculpa mira à hacernos creer, que de aqui no salisteis desde el dia del primer lance, no veis que se opone à que la admita, ver que el Soldado, que dentro de esta pieza os ofendia, hoy falta de ella? Sale el Principe. Eug. No falta, que á su lado solicita mostrar, que mantiene el puesto. Diego. Bien de vuestra bizarria se arguye; y pues :: - Conde. Esperad, que primero que prosiga el primer intento, quiero ver como, sin que lo impida el respeto de esta Dama, allá fuera se ventila cierta question. Diego. Aunque estande aqui como Juez, podia rehusarme, á quien sospechoso obra y encubierto lidia, siempre hago yo lo mejor: venid pues. Cren. Sin duda aspira a vengar sus zelos. Conde y Eug. Vamos. Marg. Mirad, que mi honor peligra, si vuestro arrojo::- Eug. El recelo perded, en te de que aprisa volveré yo á consolaros. Marg. Esa esperanza me anima. Diego. Sacándolos de la casa ap. una vez, se facilita su prision. Conde. Ahora verá Crenán, como se despica mi rencor. Vanse los quatro. Marg. Pues del suceso penden mi muerte o mi vida, injusta estrella contraria, indignada suerte esquiva, Vase con lux. Salen Ofmán y Soldados de Villanos. Ofm. Aquella es la casa, pues las señas lo confirman, que traigo. Soid. Pues qué aguardamos? Ofm. Tened, que el ruido acredita que de ella á la calle sale gente; y así, en la escondida parte, que de la muralla el

el cubo nos facilica, es fuerza escondernos. Retiranse. Salen el Principe Eugenio, el Conde, Don Diego y el Varon de Crenan.

Diego. Ya

que nuestro intento apadrina
la noche, en cuya tiniebla
ni una estrella nos registra,
qué intentais? Conde. Matar á quien
con sus arrojos motiva
el que de mí se presuma
una culpa tan indigna
de mi sangre. Cren. Ese soy you
y pues mirais concedida
la culpa, vengad la ofensa.

Conde. Sí haré. Ofm. Embarazar que riñan mal puedo, pues de salir resulta, el que conocida mi persona, se aventure la conducta á que me envian. Diego. Aunque ver que callais tanto.

añade á la que tenia otra sospecha, reñid.

Eug. Lo que mis voces no explican, dirá mi espada. Gren. y Diego. Notable valor! Eug. y Conde. Rara valentía! Dentro Praslin. Allí es la pendencia.

Dentro Rebel. Todos

acudamos á impedirla.

Conde. El Cielo me valga! Cae. Salen Praslin, Rebel, Pizana y Soldados. Zuz. Mucho

tarda la venganza mia á vista de igual desgracia. Prasl. y Rebel. Tened las armas.

Pinan. Qué ann tiran?

Rebel. Y decid quien sois. Cren. Quien un atrevimiento castiga.

Diego Quien una traicion convence. Eug. Y quien un bolcan respira. Rebel. Concha y Crenan? Los dos. Si señor. Piñan. No hay quien saque una buxía,

y nos veremos las caras? Diego. Y pues el que de una herida en tierra yace es el Conde Launinguen. Ofin. Fortuna impía!

el Conde Launinguen dixo. Diego. Retiradle á toda prisa,

Soldados, á ese primer Emranle.

Cuerpo de Guardia, y prosiga el primer intento. Piñan. Aupa-

Ofm. Con que el que con sana altiva mantiene el puesto es preciso que sea el Príncipe. Piñan. Aforquiña.

Eug. Valor, qué haré? Diego. Hidalgo, ya que salvó nuestra osadía el riesgo de la persona, entregad la vuestra. Piñan. Abispas.

Ofin. Soldados, ya es ocasion de que nuestra fama invicta nuestro General defienda.

Eug. Si en la ventaja se fia vuestro esfuerzo, en esta puerta racional muralla viva

me hallareis. Todos. Pues muera en ella. Pônese á la puerta, y al acometerle salen Ofmán y Soldados que le defienden.

Ofm. No es fácil, que hay quien le libra: Eug. Este es Ofmán, á su lado

rayo será mi cuchilla.

Diego. Segunda traicion es esta.

Piñan. Buena anda la sarracina. Rebél y Prasl. Mueran.

Piñan. Desacoto estorbos,

que esa es la ley del gallina.

Ofm. A ellos.

Retiranio74

Sale Margarita, y Flora tras ella. Flor. Dónde vás? Marg. No sé, si no es que á morir me guia el pesar de mis pesares.

Flor. Esto es echar tu fatiga la soga trás el caldero.

Marg. El estruendo nos avisa de las espadas, que en una accion tres vidas peligran.

Flor. No dirás quatro siquiera? Sale el Príncipe Eugenio.

Rug. Ya que la gente esparcida queda::- mas quién va? Marg. Qué tarde mi desaliento respira!

Eug. Madama? Marg. Si.
Salen Ofman y Soldados.

Ofm. Hasta encontrarle,
pues quiso que se divida
la obscuridad, no dexemos
el puesto. Flor. Ahí va esa quadrille.

Eug. Ofman? Ofm. Senor. Eug. Pues tenemos

Q

La

26 ya otra vez la gente unida, á escarmentarlos. Ofm. Eso es querer que la bizarría valga mas que la razon; y pues tenemos la mina tan cerca, quedando en ella yo y mi gente, á toda prisa tu Alteza escape por ella. Dentro Diego. Pues la sombra los auxilia, sacad luces, y por varias partes el valor los siga. Eug. Quedando muerto ó herido el Conde::- Marg. Suerte enemiga, qué he oido? Eug. He de retirarme? Ofin. Si señot, pues conseguida la intencion, podreis volver con la gente que se alista á darle la libertad. Eug. Que á vuestra opinion me rinda es fuerza. Flor. Yo os guiaré. Marg. Ved que llegan. Eug. Margarita, á Dios, y creed que bien presto ha de libertar mi invicta fama al Conde, ó la Ciudad he de volver en cenizas. Ofm. Seguidme todos. Vanse con Flora. Marg. Preciso, aunque el decoro lo riña, es hacer frente al empeño en tanto que se retiran. Salen Don Diego, Crenan, Praslin, el Senador, Soldados y Piñana con una acha. Los 3. Por aqui fueron. Senad. Qué es esto? Marg. Si no es ser yo la ojeriza del hado el infeliz blanco Llora. de las flechas de la envidia, qué puede ser? Diego. Entretanto que por partes dividida mi gente, los tres seguimos

a los que el rumor motivan,

Potestad, pues por Justicia

registre, por si por dicha

Senad. No solo, pues ya malicia

Vuesenoria, senor

le toca, toda esa casa

en ella se han ocultado.

mi recelo la ocasion,

vereis como se registra,

sino como yo a Madama,

poniendo guardas de vista, aseguro en ella. Piñan. Vamos primero que cojan lias. Senad. Venid, Madama. Marg. Pues y2 habrán tomado la mina::-Diego. Pues ya tengo preso al Conde::-Marg. En tal susto :: - Diego. En igual dicha: Marg. Presto verán que este es trueno del rayo que se fulmina. Diego. Presto averiguar podré tan complicados enigmas.

चिने किने देखे हुने हुने हुने हुने हुने कुने हुने हुने

#### JORNADA TERCERA.

Suenan Caxas y Clarines, y diciendo dentro 101 primeros versos, salen por un lado el Mariscal de Villarroy, Rebel, Crenan y Praslin, y pot otro D. Diego, el Senador y Soldados. Unos. De Monsieur Villarroy la fama altivas gran Mariscal de Francia, viva, Otros. Viva Vill. No á mí ese aplauso se me dé, Soldacos ántes bien en acentos alternados diga el clarin, que es voz de la Campana. viva Filipo Quinto Rey de España. Voces. Viva, y al mundo asombre, siendo inmortal la fama de su nombre. Diego. Sea tan bien venido Vuecelencia á Cremona, señor, como en su ausencia de nuestro afecto ha sido deseado. Villar. Bien de Usiría creo ese cuidado, por lo que su amistad me favorece. Senad. Igual ha sido el júbilo que ofrece, señor, vuestra persona al impaciente afecto de Cremona. Villar. Su lealtad muestra, viendo ya quan unas España y Francia son, que en sus fortunas igualmente interesa; pues anteviendo el logro de esta empresa en mi, aplaude á mi Rey. Reb. Sois brazo suy con razon arguyo, que en su impulso venera el mundo entero un fulminado amago de sú acero. Villar. Crenan, Prasiin. Abrazalos. Los dos. Responda con los brazos nuestro amor. Vill. De su vinculo los lazos estreche mi amistad; y pues á costa de mi cansancio, por tomar la posta con tanta brevedad, me restituyo

á Cremona, por ver, segun arguyo de sus destacamentos, que son del enemigo los intentos, cogernos descuidados, pues Vaudemont con ocho mil Soldados de esotra parte está de la ribera; y Comerci y Eugenio á la ligera marchan con prisa rara á tomar á Lobera y á Bañara; pero ántes que al descanso me permita, registrar mi cuidado solicita las fortificaciones. Diego. Inútiles serán las prevenciones del Alemán, pues de tan fuerte Plaza, y mas quando el Invierno lo embaraza, es muy costoso el sitio. Villar. Así lo siento; mas con todo, con vuestro Regimiento, señor Praslin, es bien cubrais el puente, que sobre la corriente del Pó, para defensa de Cremona, encadenadas barcas eslabona. Prasl. Luego que descansado del viage á Vuecelencia dexe en su hospedage, haré montar la gente. Vill En vuestro aliéto, mas que defensa, encontrará escarmiento. Reb. Aunque en quanto á q intente el enemigo algun insulto, vuestro juicio sigo, tambien el de D. Diego apruebo, en quanto á que estamos seguros, hasta tanto, q̃abra el tiépo. Vill. Mañana el dia primero es de las variedades de Febrero: y pues nevando almendros, acelera el paso á despertar la Primavera, no muy distante el plazo se previene. Diego. Oidme, señor, aparte. Vill. Pues qué tiene de nuevo Vueseñoría? Prast. En fin, el Conde en el Baluarte preso está de San Miguel? Cren. Su loco exceso à esa ruina le induxo Margarita: ya en vano mi cariño solicita acordarme tu riesgo, que en mi fama es primero mi honra, que mi Dama. Senad. Que hablan del Códe, es cierto, si reparo de ambos la admiracion. Vill. Suceso raro!

Y en fin, señor, qué providencia hay dada? Diego. Uno está preso, y otra asegurada;

de su traicion, veamos si incluidos

Porque ambos convencidos

hay otros en delito semejante.

Vill. Pues mareria, no es bien, tan importante, que se trate de paso, en mi posada nos veremos despues, porque informada mejor mi duda, veamos si consigo no hacer escandaloso su castigo; y ahora, pues de la noche los horrores van atezando el viento, ved, señores, si hay algo que advertir de aquí á mañana. Diego. Luego que pinte de jazmin y grana nuestro Orizonte el viso de la Aurora, buscaré à Vuecelencia. Rebél. Y pues ahora es deuda en nuestro amor acompañaros, venid. Villar. Por no cansaros con mis excusas otra vez, intento dexarme horar. Sen. Vuestro aposentamiento por ser casa capaz, mi fe destina en la de Filiberto Varlasina. Villar. En qualquiera estaré yo acomodado, que estoy hecho á la vida de Soldado. Cren. Vuelva la salva. Caxas y Clarines. Prasl. Con mi gente aguardo: de mi ánimo gallardo daré un abono en la ocasion primera, si Vaudemont avista á la ribera. Villar. Vamos pues, Caballeros. Diego. Deuda en nosotros es obedeceros, quando repite aquella salva altiva. Vanse. Todos. El Mariscal de Francia viva. Ocros. Viva. Descubrese la puerta de la Ciudad, y salen Piñana y tres Soidados. Piñan. Esta, señores Soldados, es la puerta, en que nos toca la guardia de media noche; y así, todo el mundo coja su rancho, y nadie se duerma, por si viniere la Ronda. Sold. 2. Dormir? buenas van cayendo. Sold. 1. Seor Sargento? Pinan. Seor Baroja? Sold. 2. No es esta, y usted perdone, que soy flaco de memoria, la Puerta de Todos-Santos? Piñan. Ella misma: mas qué cosa? Sold. 1. Digolo, porque à esta parte tiene el Alemán sus Tropas; y si le diere la gana de dar un salto á Cremona,

que

se estrenaba con nosotros.

el hijo de los demonios,

Sold. 2. Déxele que venga: voto á

que con solo mi tizona, si viniese, de lechugas le quemara yo con hojas. Piñ an. Seo Irlandés, qué le parece á usted la peste? Sold. 3. Zambomba. Sold. 1. Qué hora será? Sold. 3. En mi cabeza el quarto de la modorra. Piñan. Quieren ustedes que sea despertador mi vandola? Sold. 2. Eche usted la de rebientes. Pinan. Pullas hay, si fueran ronchas. Sold. 1. Ahi llamo. Piñan. Nadie me chiste, que vá el alvarillo. Los dos. Corza. Echanse, toca una vandola Piñana y canta. Piñan. Descosido tiene el cuerpo á tixeradas Gorgolla, muy cerca de ensabanar los bienes y la persona, A su cabecera asisten Arunón el de Zamora, Zangullo y Garabatéa la pulga y Maripizorra: Bosteza. Dios me ayude. Sold. 1. No se hará una Cruz en esa boca? Piñan. Es grande, y no está a la mano el baston de San Christoval: mas qué es eso? Sold. 2. El Irlandés que templa. Piñan. Fuego, quál sopla! Sold. 1. No dirán sino que hinche los carrillos con la bota. Piñan. Hombre de dos mil demonios, dime si truenas ó roncas? Los tres. Despierta, Siete-durmiente de á par del Norte. Sold. 3. Zambomba. Sold. 2. Puro estaba. Piñan. En el aliento trae toda la uba de Loxa. Sold. r. Vuelva usté á la xacarilla. Pinan. Vuelvo. Descubrense Margarita y Flora en el balcon. Marg. No hagas ruido, Flora. Flor. Si no le hacen los traspieses, que dá mi sueño, es ociosa la prevencion; pero á qué salimos à aquesta hora al mirador? Marg. A saber, como hoy en una accion sola echa el resto la fortuna al envite de mi houra. Flor, Tu honra?

Marg. Si: 6, cómo anteviendo tanto empeño mi congoja, late el corazon á impulsos del propio susto! Sold. 1. No toca? Piñan. Tocarán, que no son bestias. Marg. No ves como se remonta ya aquel lucero, y la linea, que nuestro Orizonte fórma, se vá emblanqueciendo á trechos con las gasas de la Aurora? Flor. Qué he de ver? cada pestaña me pesa mas de una arroba. Sold. 2. Eso me gusta. Miéntras toca saldrán por la mina Patricio, Ofmán y Soldados con armas, picos y arietes y téas encendidas. Patric. Apagad las vejetables antorchas, en quien es rústica cera tanta trasudada goma, pues ya amanece. Ofm. La gente en muda quietud reposa. Patric. Nunca, mas que hoy, de la muerte será el sueño imagen propia. Piñan. Jurara que en la pared de enfrente::- Sold. 1. Vaya de droga-Piñan. Reverberaba una luz. Sold. 2. Candelillas se le antojan: de máscara viene el zorro. Piñan. Oye usted, pues no haga mota del cuento. Sold. 1. Si los Soldados Imperiales fueran moscas, pudieran entrar bolando; mas sin tenerles de costa un sitio, cómo nos pueden atacar ? Dán sobre ellos y retiranlos. Ofin. y Patric. De aquesta forma. Sold. Ha traidores! Patric. Ahí vá eso. Piñan. Muerto soy! Ofin. Dios te dé gloria. Voces. Traicion, traicion. Patric. Mueran todos. Flor. Ay Dios! que es esto, señoras Marg. Qué ha de ser? una venganza, en quien al ver, que me estorba este trage, ser yo el movil principal de la victoria, enojos el alma escupe, iras el pecho rebosa. Flor. Por no ver tantas tragedias,

me voy. Marg. No dirás lisonjas?
Patric. Ya a nuestro arbitrio la puerta
queda; y pues por ella sola
espero al Príncipe, echadla
al suelo. Ofm. Su estorbo rompa
los picos y los arietes.

Dent. voces. El enemigo en Cremona: traicion, traicion. Otros. Guerra, guerra.

Patric. Aquella marcha pregona,
habiendo oido el estruendo,
que está nuestra gente pronta.

Dent. D. Diego. Soldados, hoy es el dia de inmortalizar la heroica fama nuestra. Ofm. Ya en la puerta cedió la materia tosca á la porfia del brazo.

Salen el Príncipe Eugenio, el de Comerci ? Soldados, sonando marcha á lo lexos.

Eug. Y ya por ella os informa nuevo espíritu, cuyo aliento á mas laurél os provoca.

Marg. El Príncipe Eugenio es estes Comer. Hoy conocerá la Europa, que imposibles facilita

el Alcides de Saboya.

Eug. Eso dirá la fortuna.

Patric. Si hace vuestro valor sombra al nuestro, el trofeo á cuenta de vuestros influxos corra.

Dent. voces. Traicion, traicion.

Otros. Arma, arma.

Eug. Antes que en armas se ponganlos Ciudadanos, Ofmán, atacad á Puerta Mosa con vuestra gente, porque quando llegue con sus Tropas Carlos de Vaudemont, halle tranco el paso. Ofm. Nueva Troya será la Plaza al incendio, que en nuevas centellas forja mi pecho. Eug. Magdalén, vos, aunque sea á toda costa, dominad la batería de San Salvador, pues toda la Ciudad, á quien el ruido de las armas alborota, es confusion. Patric. Contra ellos vereis, que su bronce arroja bolcanes de fuego y humo.

Mirg. Noble pasion amorosa, al remedio, pues la suerte tu temeridad apoya:

Príncipe Eugenio. Eug. Quién llama a Marg. Quien movil de vuestras glorias os avisa, porque al Conde mi esposo en libertad ponga

vuestro orgullo. Eug. Proseguid.

Marg. Que ya de tan peligrosa herida convalecido, el Baluarte, á quien nombran San Miguel, es la prision en euya estancia le postra mas el grillo que le oprime, que el valdon que le desdora: Y pues no sin causa quiso mi fortuna, que en mi propia casa esté presa; entre tanto, que de la verdad informa el tiempo, para que pueda dar este aviso sin nota, contando á la noche mas los instantes de las horas, acordaos::- Eug. No, Madama, prosigais, sin que os responda la accion: Principe, el empeño á cuenta del valor corra de vuestra Alteza, entre tanto que mis Coraceros toman la Torre del Domo y Casa del Pretorio, que una y otra son precisas, porque de una el Campo se reconozca, y en otra á su Senador Potestad se le proponga los medios para la entrega.

Comer. Aunque su prision, señora, como es un Baluarte, fuera los Muros de Babilonia, creed, que el Principe la allane de Comerci.

Marg. En esa sola fortuna, mi amor aguarda el desempeño de todas.

Dent. unos. Viva España.

Otros. El Austria viva.

Eug. Y pues dar calor importa á mi gente, estad segura, de que aunque me ausento ahoras

yuel- ,

Preso, Muerto y Vencedor.

vuelva á libraros. Marg. El Cielo os dé, gran señor, victoria. Eug. Sí dará, pues aunque Marte, Deidad Marcial, los socorra, cederá hoy á mi fortuna el Imperio de Belona, porque en repetidos ecos diga la fama::- Vase sacando la espada. Pinan. Zambomba. Levántase. Dent. Rebel. Franceses, hoy es el dia de dexar en las historias nonibre eterno. Unos. Abanza, abanza. Dent. Patric. Dale fuego. Tiros. Otros. Monta, monta, Piñan. Válgame Dios, Caballeros, y qué regalada cosa es ser muerto sin la carga de la cerilla y la estopa, la vieja que le corcuse, y el pison que le joroba! O, bendita mortecina! ó, venerable temblona! y cómo::-Salen D. Diego, Crenan y Rebel. Diego. Por qué, fortuna, de mi valor tan en contra autorizas tus mudanzas? Rebél. Si el centro no los aborta, por donde han entrado, Cielos, Esquadras tan numerosas? Cren. Toda es confusion la Plaza. Diego. Señor Rebél. Los dos. Señor Concha. Los tres. Que es esto? Piñan. Que ha de ser, que por esa mina ó alforja, que, tragando las mareas, desagua las accesorias, entraron. Diego. Calla, cobarde, y no otra vez en tu boca se doble nuestra desgracia. Piñan. Lo peor es, que la señora Margarita, con las voces del Cura de la Parroquia,

les dió paso, y á nosocros

nos la pega golpe en bola.

y á la deslealtad traidora

Diego. O, pese á nuestro descuido,

del Conde, pues él sin duda

Diego. Vuecelencia, por lo que á su puesto toca, con las Esquadras Francesas, como siempre vencedoras, salga al opósito, miéntras yo para morir con honra hago lo mismo con las Irlandesas y Españolas. Rebel. Donde estará el General? Cren. Yo al lado de su persona, si logro hallarle, seré quien la primera pistola emplee en el enemigo. Vase. Rebél. Franceses, aunque se oponga todo el Imperio, creyendo que así nuestra fama borra, San Dionis y á ellos. Vase. Pinan. A ellos. Diego. Venerada fama honrosa, que en la Cordobesa Patria de antiguos blasones honras las armas de los Venegas, los paveses de los Conchas; hoy es ocasion, de que en la defensa gloriosa de esta Plaza, con mi sangre fecunde la desdeñosa rama verde, que del Betis extiende hasta el Pó las hojas. Y pues el nombre del Rey en leales pechos obra qual noble estímulo, en prueba del amor con que le adoran; decid, Españoles mios, para que la fama os oiga, que el Quinto Filipo viva. Pinm. Viva, y Dios dé á su Corona los Principes á docenas, y las victorias á arrobas. Dent Senad. Ciudadanos, á las armas. Piñan. A buen tiempo los exôrta el vejete, quando habrá hombre, que esté durmiendo en pelota: pero en qué me paro, quando empieza la mazamorra, y hará falta mi alabarda, que es linda ayuda de costa?

tanta tragedia ocasiona.

Pinan. No, que es chanza.

Al

Al son de Caxas, Clarines y tiros dase la batalla, y despues salen el de Comerci y el Conde sin espada ni sombrero. Unos. Viva el Imperio. Otros. Santiago. Otros. San Dionis. Comer. Pues de esta corva cuchilla el impulso ya vuestra cadena destroza, y rendido el baluarte estais libre, ved ahora que quereis hacer. Conde. Morir, porque fuera accion impropia, cobrando una vida, no Coge una espada. Pagar con lo que se cobra; y pues el suelo me ofrece armas con que hacer notorias mi deuda y mi obligacion, bien presto os dirán mis obras quien es el Conde. Comer. Mi ira ya me acusa estar ociosa. Cond. A Dios, señor. Comer. Conde, á Dios, hasta que de la victoria os dé el parabien. Conde. Crenan, guardate de mi ponzoña; pues solo por si te hallo me separo de la escolta que me asegura. Vanse. Dentro. Arma, guerra. Sale Villarroy. Villar. A donde, enojada Diosa, ir podré en tan impensada ruina? pues la espada rota, si á incorporarme á mi gente quiero pasar, me lo estorban las partidas enemigas, al ver ::- Dentro uno. El paso le corta, que es el General. Villar. Ya en vano, como aquella voz me informa, es imposible salvar la vida sin la deshonra; y pues el honor es antes que la vida, ella se exponga al riesgo. Salen Patricio y Soldados. Patric. Daos á prision, si no quereis que las bocas de estos áspides de acero, con el tósigo que arrojan, os den muerte. Villar. Capitan, Pues dicha fue que os conozca, ya veo (pese á mi aliento!)

que es (mateme mi congoxa!)

imposible defenderme, pues mi espada victoriosa, dexando en la mano el tronco. dió al ayre su media hoja; mas si quereis ver quan presto vuestro estado me mejora, diez mil Luises os ofrezco en cambio de mi persona, y un Regimiento. Patric. Monsieur, el honor nunca se compra: demas de que á mi amo sirvo como vos al vuestro, y todas las riquezas que en sus minas Zeylan quaxa y Ofir dora, no es rescate de tal presa; y así, pues por ella sola venimos (así le engaño, ap. por si mi cautela logra no Hevarle vivo) no haga yo que arda en mayores discordias la Plaza si os resistis. Villar. Tanto al Imperio le importa mi prision? Patric. Solo sé, que al punto que la voz corra de que vais preso, volviendo al centro que los aborta, se retirarán los mios. Villar. Pues vamos; pues ya que contra los Imperiales el ceño de mi destino me estorba ser rayo que los deshace, ser árbitro que los doma, á lo ménos ya me dexa la apreciable vanagloria de que mi libertad sea el rescate de Cremona: y para mostrar, que aun siendo contra mi me hace lisonja, quien despreciando intereses cumple con lo que le toca; tomad aquesta sortija, y vereis que de esta forma, quien los Soldados aprecia, á los enemigos honra. Patric. Imperiales, á la mina. Sold. Venga Vuecelencia. Villar. Europa, buena novedad te espera; mas pues sé que no desdoran los acasos de la guerra

Preso, Muerto y Vencedor.

al honor, dirá la Historia,
que no son hazañas diguas
desesperaciones locas.

Salen Ofman y el Senador.

m. Esperad aguí, que aguí

Ofm. Esperad aquí, que aquí saldrá en avisando yo quien á llamar os envió. Senad. Qué es lo que pasa por mil quando siguiendo al amago del golpe la actividad, es esta infeliz Ciudad toda susto y toda estrago: quando por mi puesto empiezo á buscar su alivio, y hoy con cada paso que doy en un cadaver tropiezo: en fin, quando en tan notorio riesgo conducido me hallo de veinte hombres de á caballo á las Casas del Pretorio, cómo sondará mi ingenio la causa de este bayben, y averiguar podré quien me llama? Salen Ofman y el Principe. Eug. El Príncipe Eugenio.

Senad. Señor, si, yo, vuestra Alteza. Eug. No os asusteis, Senador,

pues teneis en mi favor segura vuestra cabeza.

Senad. Ménos susto en tan crecida desgracia, señor, tuviera, si de tanta ruina fuera medio el perder yo la vida. Padre y Juez del Pueblo soy por Senador Potestad, y al ver con mi autoridad quan poco alivio les doy, lloro en males tan prolixos su destruicion y mi afrenta, pues justo es que un padre sienta el ver morir tantos hijos. Elora.

Eug. Pues si qual padre quereis vencer el mal que llorais, por qué no le remediais?

Senad. Pues puedo yo? Eug. Vos pode

Senad. Pues puedo yo? Eug. Vos podeisa Senad. Cómo? Eug. Conociendo el dia que domino la Ciudad,

que abusar de mi piedad es irritar mi osadía:

la Francesa Guarnicion muerto habrá ya en la demanda, y de las Tropas de Irlanda, que gente pagada son, poco queda que fiar al deseo de vivir, con que es preciso rendir el cuello á vuestro pesar: y pues el marcial rigor, Potestad, ha establecido que haya de estar el vencido á arbitrio del vencedor, haced publicar un Bando, en que pena de la vida á los Paysanos se impida tomar armas, evitando, que ensordecido á su ruego. si lisonjearme no sabe con esta obediencia, acabe con todos á sangre y fuego. Demas de esto habeis de hacer que contribuyan atentos con todos los instrumentos que hubiere yo menester, como son espuertas, palas, zapas, picos y hazadones, con las demas municiones de cuerda, pólvora y balass previniendo, pues ya es mia la Ciudad, á quien triunfante ocupo, tengo bastante para la Caballería. Bien, como porque mi gente repare el bélico afan, diez mil raciones de pan; y si a pacto tan decente La Ciudad se niega, vive mi enojo, que haré que arda, siendo el castigo que aguarda aun mayor que el que recibe.

Sevad. En este mismo recinto de la casa del Senado el Pendon se ha enarbolado de mi Rey Filipo Quinto; á su nombre y su Corona juró ya fidelidad de Cremona la lealtad; pues cómo podrá Cremona, aunque tenga de la Parca

al cuello el filo fatal, sujetarse desleal al centro de otro Monarca? Ni cómo, aunque discurrir pueda tan vil proceder, pudiera yo proponer lo que debo resistir? Vuestra Alteza, á quien la suerte las empresas apadrina, árbitro de nuestra ruina, podrá lograr nuestra muerte: mas no lograr al rigor de tanto amago mortal, que quien siempre fué leal, ahora haya de ser traidor. Eug. Eso respondeis? Senad. Es ley. Eug. Eso decis? Senad. Esto digo. Eug. No os asombra mi castigo? Senad. Nada es ántes que mi Rey. Eug. Si la Guarnicion cedió, quién daros socorro puede? Senad. Con un Soldado que quede, sabré defenderla yo. Eug. El honor de esa gramalla ménos pelea que aboga. Senad. En desnudando la toga me podré vestir la malla. Eug. Viendo tan injustos modos, la Ciudad quemaré altivo, porque nadie quede vivo. Senad. Pues así arderemos todos. Eug. Idos ya, que vive Dios, que el escuchar me provoca vuestra decrepitud loca. Senad. Y en qué quedamos los dos? Eug. Yo en no querer ya partido. Senad. Qué sobervio! Eug. Qué cansado! Senad. Principe Eugenio, cuidado, que hasta ahora no habeis vencido. Vase. Eug. No sé como mi ardimiento ha podido, Coronel, sufrir tan loca porfia. Sale el Capitan Patricio. Pat. Gran señor? Eug Qué hay, Magdalén? Patric. Que todo hasta ahora es fortuna, pues prisionero está::- Eug. Quién? Patric. El General Villarroy,

de cuya faccion logré

vo el triunfo, para anadirle á mi frente este laurél. Eug. Donde para asegurarle le habeis enviado? Pairic. Con diez Soldados por el conducto de la mina le saqué de la Ciudad. Eug. A mis brazos llegad una y otra vez Abrazale. en premio de tal hazaña. Lauria Va de uno y otro Quartel desalojado, señor, el denuedo del Francés, con sus mismas baterías los hacemos ayre; bien, que en Puerta Mosa se ha hecho tan fuerte el Capitan Lenz, que rechazando el abance (porque al fin es Irlandés) á nuestra gente, señor, le fué preciso ceder. Eug. Lo que no puede el esfuerzo, pueda la industria: volved, y pidiéndole primero plácica de paz, podreis de mi parte asegurarle, que si se rinde, le haré las mercedes que me pida, y á la gente que con él estuviere. Dent. voces. Arma, guerra. Ofin. Ya el belicoso tropel cerca de nosotros suena. Eug. Pues salgamos á vencer, Alemanes; todos mueran, pues ya no hay piedad con quien aun es sobervio vencido. Vanse. Salen el Conde y Crenan. Conde. Pues entre todos logré hallaros ahora, Crenán, quien es el Conde sabreis Launinguen. Cren. Si para eso fué el buscarme, ocioso es, que ya sé que sois traidor. Conde. Salvar la vida á merced de la industria, no es traicion;

y presto os daré á entender mi valor con vuestra muerte. Cren. Si pudiereis bien hareis. Rinen. Dent. Ribel. El General no parece.

Preso, Muerto y Vencedor. Unos. Al Rebellin. Otros. Al Quartel. Conde. Mucho duras. Disparan un tiro. Cren. Ay de mi! que vibrando aspid cruel de fuego enroscado al pecho, une el quemar al morder: muerto soy! Cae herido. Salen el Principe Eugenio, el de Comerci, Ofmin y Soldados. Bug. Conde? Conde. Schor Eug. Qué es eso? Conde. Qué puede ser, si no empezar á pagar con el despojo que ves la libertad que recibo. Comer. El Varon de Crenán es quien agonizando yace. Cren. Si, mas no postrado, pues el incendio de su pecho le resucita otra vez. Eug. Pues aun vive, retiradle, dando ántes palabra y fede estar á estilo de guerra, por si la fortuna infiel Retiranle. nos desalojare. Conde. Zelos, á lo ménos ya os vengué. Eug. Principe, en qué estado estamos? Comer. No vi calle en Cremona, que teñida no esté de sangre; si bien la heroyca altivez de los Soldados de Francia, alentados de Rebél, Concha y Crenán, recobraron el Baluarte San Miguel, desde cuya bateria no nos dexan hacer pie mas que en Puerta Margarita. Eug. Quando pensaba yo ver entregada ya la Plaza, decis eso? Comer. Si el desdén de la fortuna dispone, que desde el amanecer, hasta las dos de la rarde, no haya avistado el retén de Carlos de Vaudemont, qué arbitrio queda? Eug. Volver á recobrar lo perdido,

pues entre tanto, desde el

Rebellin de la gran Torre

del Domo registraré yo el campo, por si descubro el socorro. Vase. Comer. Coronel, alentad por esas partes la gente, miéntras tambien yo por estotra la animo. Vase. Ofm. Servir es obedecer. Conde. Que aun esta satisfaccionpor mano agena, acertando la ardiente saña de aquel aspid volante de plomo con mi enemigo! mas pues en las leyes del valor el intentar es vencer, busquemos á Margarita, amor, pues es mi primer obligacion amparar su vida y su honor. Vase: Salen Laura y Nise con un cofrecillo de joyas huyendo del Principe Comerci y Soldados. Comer. De quién, asustada perfeccion, huis? Laur. No sé (ay de mí!) no sé; pues solo sé, que el asombro de este impensado bayben fugitiva de mi casa, me precisa á pretender indulto, en fe de la digna preeminencia de muger: y si como dice el trage, sois Alemanes, tened lástima de quien á preciode esas joyas, quiere hacer ferias á su vida, y::- Comer. Basta, que no hay razon, para que aspirando yo á servir, camineis vos á ofender: no temais, segura estais, como presto lo vereis, si decis donde gustais de que os asegure. Laur. En fe de vuestra galanteria, solo intenta merecer mi ruego::- Comer. Pero qué marcha a lo lexos escuché? Tocan marcha-DesDescubrese una torre, y asomase por ella el Principe Eugenio.

Eug. Alemanes, ya del alto descollado chapitel,

montadas Transe. 12 Lina se dexa ver en su orgullo que el Príncipe Cárlos es. Comer. Con su socorro á la vista,

hacer conviene el postrer esfuerzo. Eug. Ea, Comerci, pues sois Marte Lorenés, mostradlo ahora. Comer. Seguidme.

Vase con los Soldados.

Laur. Y ahora qué haremos? Nise. Correr.

Laur. Cómo, si el espanto tiene
puesto un grillo en cada pie?

Dentro uno. Por mas que las baterías
jugando en mi daño esten,

abanza, Caballería. Tiros.

Bug. La gente que defender

creyó el puente, se retira

para no morir en él.

Laur. Segundo riesgo es el humo, pues embaraza el poder librarnos. Dentro Praslin. A retirar, Soldados; y para que no entre socorro al contrario.

cortad el puente. Ruido de cadenas.

Dentro Diego. Volved, volved, Soldados, al riesgo,

pues en mi valor teneis, quien os mande. Eug. Pese al ceño de mi fortuna cruel, pues roto el puente de barcas, frustrado mi enojo ve

el socorro que esperaba.

Laur. Ay de mí! Nise. Y de mí tambien. Laur. Pues sin quien me ampare estoy. Sale Don Diego con la espada en la mano, y detras Piñana.

Diego. No estás, que uniendo cortés con los culcos de mi Dama las lealtades de mi Rey, moriré en defensa de ambos.

Piñan. Y yo, que ya que le hallé.

hoy he de echar como un perro al garo mi cascavel. Diego. Seguidme pues, Madama.

Laur. En vano intento

mover la planta, si me falta aliento. Diego. Conmigo vais: venid.

Eug. En riesgo tanto,
toda Cremona es susto, horror y espanto:

ha, Cárlos de Lorena, tu tardanza marchitó á mis laureles la esperanza!

Piñan. Anden, pléguete Christo. Diego. Ea, Soldados,

pues sieles resistis, morid honrados.

Salen Ofman, Comerci y Soldados.

Los dos. Daos á prision, Monsieur.

Piñan. Linda partida!

Diego. Primero que el honor, daré la vida; que este invencible acero, Riñe. mas hecho á vencedor que á prisionero, no se sabe rendir. Com. Pues de esta suerte, ántes que tu prision, verás tu muerte.

Laur. Huyamos, Nise, de este riesgo.
Nise. Ahi llamo.

Vanse

Piñan. Qué va que dicen que dexé à mi amo? pues nadie tire rajos à mi fama, que primero es acompañar su Dama. Vase.

Ofm. La tierra le ha faltado.

Com. R'indete à buen quartel, noble Soldado. Tropieza Don Diego, y de rodillas se resiste.

Diego. Aunque la suerte injusta me maltrata, esta espada responda. Eug. Mata, mata, que es el Gobernador, y en esta gloria se incluye la mitad de la victoria.

Diego. Ved si solo y herido os da recelos mi valor. Ofm. Muera pues:

Diego. Valedme, Cielos! Acaba de caere. Eug. Príncipe, pues cortado tiene el puente el Varon de Praslin á nuestra gente, tocad á retirar. Comer. Toca, trompeta.

Ofin. A la puerta, Sold. A la mina. Vanse. Salen Rebel y el Senador sin gramalla con las espadas desnudas.

Rebel. Pues la inquieta confusion de la gente me embaraza la regular defensa de la Plaza, á morir ó vencer, Soldados mios.

Sen. Presto verá el contrario que en mis brios han hecho maridage acero y pluma.

Rebel.

Preso, Muerto y Vencedor. Rebel. Mas qué mirando estoy! Senad. Desgracia suma! Rebel. Concha ? Senad. Don Diego? Diego. No en tan triste suerte compadezcais mi muerte, pues gustosa mi saña Retiranle. rinde la vida por el Rey de España. Rebel. A ese quartel le recirad primero. Sen. Mucha defensa nos faltó en su acero. Rebel. No faltó, pues quando va prisionero Villarroy, y en defensa de Cremena muere su Gobernador, and a sour por Teniente General mas antiguo me tocó mandar las armas. Senad. En ellas verá el enemigo hoy su ultima ruina. Dentro. Arma, arma. Caxas. Salen Praslin y Soldados. Prasl. Pues logramos la faccion, á emprender otra, Soldados. Rebel. Cómo así dexais, Varon, vuestro puesto? Prasl. Como habiendo cortado nuestro valor el puente, con cuyas barcas se vía brumado el Pó, inhabilitando el paso á Cárlos de Vaudemont, á servir de algo en la Plaza entro. Rebel. Y á buena ocasion, pues desalojado ya de los puestos que ocupó el Imperial, es preciso que cortado su comboy, le echemos á cuchilladas. Prasl. Pues que aguardamos, señor? Rebel. Ya nada, que hacerlos frente no sea, pues en veloz desorden hácia este puesto viene uno y otro Esquadron. Los tres. Viva España. Dentro Eugenio. Aunque en el paso se fortalezcan, mi ardor vencerá mayores riesgos. Rebel. Hoy verá el mundo que soy, entre muerto y prisionero, aclamado vencedor.

Salen el Principe Eugenio, el de Comer ci, Ofman y Soldados, y baciéndoles carà Praslin, Rebel y el Senador, se entra retirando los Imperiales; y descubriendost la puerta de Cremona salen el Condes Margarita y Flora. Voces. España viva. Conde Sacude, pues ya estas libre. Marg. No siento, Conde, en tanta confusion perder de una vez descanso, hacienda, patria y honor, como perder mi venganza. Conde. No del todo se perdió, pues la muerte de Crenan tambien es satisfaccion. Flor. Y bien, donde vamos? Conde. Donde el arbitrio superior del hado nos guia, en fe de que en mi teneis las dos un escudo que os defienda. Flor. No era mejor un doblon? Conde. Mas, pese á mi vista! pues á pesar del polvo, horror, humo y distancia, á ver llego que del Imperial teson, cediendo el orgullo, llega hasta este sitio el rumor. Flor. Eso tenemos ahora? Marg. Afligido corazon, ánimo, que aqui comienzan las fortunas de mi amor. Salen el Principe Eugenio, el de Comercia Ofman y Soldados. Comer. A retirar, Alemanes. Eug. Qué es retirar? vivo yo, que antes que dexe la Plaza he de morir. Ofm. Ved, señor, que no se enmienda el destino con la desesperacion. Comer. Ya con mil Soldados menos, el dia que nos faltó, cortado el puente, el socorro, nada podrá ser mejor que no aventurar el resto. Conde. Del Principe la opinion es la mas segura. Eug. Conde, aqui estabais? Marg. Y en los dos,

à vuestras plantas ofrece dos esclavos mi atencion. Eug. Seais bien venida, Madama; y porque resuelto estoy á no salir de Cremona, sin que á boca de cañon los demos la despedida: Ofman, ved que os fio à vos su seguridad. Ofm. Venid conmigo. Marg. Cremona, á Dios, Pues ya quedas con mi susto vengada de mi traicion. Salen Rebel, Praslin, el Senador y Soldados, y embistiendo con los Imperiales, los bacen entrar por la puerta, y cae el Conde berido.

Senad. A ellos, hijos.
Rebel. Mueran todos.
Eug. Tan fácil es?
Conde. Muerto soy!
Piñan. Patio, albricias, que ya han dado en caperuza al traidor.
Conde. En fin, de mis precipicios, ayrados Cielos, llegó la última ruina. Piñan. Con este van tres muertos sin Dotor.
Conde. Pero qué pierde la vida, quien ya perdió en la opinion?
Piñan. Ahora bien, doyle otro cabe.
Al irle á dar, vuelven á salir por la puerta Rebel, Praslin, el Senador y Soldados.

Rebel. No le mates, porque son los agravios del vencido, desdoros del vencedor. Prasl. El Conde Launinguen es. Rebel Llevadle donde el rigor experimente, si vive, de mi castigo. Piñan. Afufon. Conde. Ya, Cielos, con el aliento me va faltando la voz: ay Margarita! qué caro que compró mi amor tu amor! Rebel. Y ya que el ardiente filo de esta espada rechazó los dos valientes contrarios de abance y conjuracion, repetid: victoria España.

Salen Laura y Nise.

Laur. Y una y muchas veces yo
la salva duplique, en fe,
de que iguales triunfan hoy
la Christianisima Lis
y el Católico Leon.

Senad. Bien de vuestro afecto creo tan fina demostracion.

Prast. En fin, murió Concha? Rebel. Si. Prast. Gran pérdida!

Nise. Un dedo estoy

de llorar. Laur. Qué escucho, Cielos!
mas reprimamos, dolor, ap.
el llanto, que ya á mis ojos
envia mi compasion.

Pinan. Ay mi amo!

Sale un Soldado con el Capitan Patricio:
Sold. A vuestras plantas
teneis, invicto Campeon,
á quien hizo Cimpeon,
al Mariscal. Patric. Y quien nolo estuviera, á no haber sido
el engaño, y no el valor,
quien le rindió en Puerta Mosa,
donde á proponer llegó

los medios para su entrega.

Rebel. La cautela no es traicions
mas decid, cómo lograsteis
apresar á Villarroy?

Pairic. Como sin armas y solo
le encontramos, se rindió,
ántes que al riesgo, á la industria
de asegurarle, que por
su persona solamente
veniamos, con que en dos
peligros, por no arriesgar
á Cremona, se entregó.

Rebel. Eso sí, que de otra suerte no era fácil su prision; y pues con esta noticia á despachar postas voy á España y Francia: Praslin, mirad de la Guarnicion que gente falta: Senad. La mina, que pudo ser vil padron de nuestra ruina, se vaele.

Prail. Qué en efecto se escapó Margarita? Rebel. De venganza 28

Preso, Muerto y Vencedor.

nos sirva su deshonor.

Piñan. No obstante, bueno es vivir.

Laur. Y en igual aclamacion,
de quien prisionero vá,
de quien vencedor quedó,
y muerto vive en su fama,

repita el alegre són
de caxas y trompas, que::
Caxas y Clarines.

Todos. Preso, Muerto y Vencedor,
en defensa de Cremona,
todos cumplen con su honor.

inte a day, suprivers a row for the present A

concede 10162 sup Lainengly vs

# FINE New or service and control of the control of t

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallará esta y otras de diferentes Títulos.

Año 1767.